

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





G868.73 AC93 C3 1894 LAC



ed by Google



## POESÍAS

DE

# MANUEL ACUÑA





Man. Acura

# PAN SING

# MANULL AND

p. i serio n

and the state of t







#### PARÍS

GARNIER HERMANOS, LIBREROS-EDITORES
6 — CALLE DES SAINTS-PÈRES — 6

1894

#### THE LIBRARY THE UNIVERSITY OF TEXAS

# MANUEL ACUÑA

### SU STGNIFICACIÓN POÉTICA

Tarea enojosa, por lo dificil, es ésta que nos imponemos al querer formular en breves lineas un juicio exacto, siquiera sea ligero, acerca de la vida y de las poesías del inspirado vate mejicano, Manuel Acuña. Son tan extraordinarias y variadas sus condiciones, tan diferentes los prismas bajo los cuales puede estudiársele, tan múltiples las observaciones à que dan lugar sus escritos, sus dotes poéticas tan relevantes, sus pensamientos tan delicados y á la vez tan profundos, que se necesitaría un espacio infinitamente mayor que el de un sencillo artículo para estudiar su obra con la extensión y el detenimiento que por su valor merece.

Procuraremos, sin embargo, dar á este brevisimo trabajo la mayor claridad posible; haciendo constar primeramente que lo hacemos con satisfacción grandísima, tanto por contribuir en lo que esté de nuestra parte al mayor esplendor y brillo de la literatura mejicana, cuanto por demostrar que, en los esplendorosos cielos del arte, desaparecen los apasionamientos y rivalidades de nacionalidad y de política, quedando sólo almas hermanas, espíritus gemelos, con los mismos sentimientos, iguales deseos, é idénticas aspiraciones; que no otra cosa significa este modesto homenaje tributado al inspirado poeta mejicano, por un hijo de aquella España, á la cual, Acuña en su acendrado y honroso patriotismo, miraba con prevención, y acaso con rencor.

Los tiempos de las discordias han pasado, y hoy sólo quedan pueblos que se aman, como no pueden menos de amarse aquellos á quienes vivifica una misma sangre y tienen un origen común.

Un corazón apasionado y entusiasta, una imaginación inspirada y ardiente, un entendimiento perspicuo y clarísimo; tales son los dones con que la naturaleza dotó al malogrado Acuña, dones que rarísima vez se adunan en un individuo, y que á decir verdad, no nos atrevemos á declarar si el que los reune, los posee para su felicidad ó para su desgracia.

Descendiente de una familia modesta nació Manuel Acuña en Saltillo, el 27 de Agosto de 1849. Sus padres, D<sup>n</sup> Francisco Acuña y D<sup>n</sup> Refugio Narro, se encargaron de darle por sí mismos los conocimientos relativos à la instrucción primaria, inculcando en el corazón del joven alunno, tant predispuesto à los sentimientos dulces, aquel

cariño filial tan acendrado de que dió tan repetidas muestras durante su vida, y que le hace exclamar con ingenuidad y apasionamiento en una de sus poesías:

> "Mi madre, la que vive todavia, Puesto que vivo yo."

frase bellisima, que encierra todo un poema de abnegación y de cariño.

En 1865 se trasladó Acuña à la capital con el objeto de dedicarse à estudios superiores, ingresando el 66 en la Escuela de Medicina, donde puso de relieve su vehemente amor al estudio y su clara inteligencia, haciendo progresos rápidos y profundos en las diversas asignaturas de su profesión.

Mas no fué obstáculo este afán incansable que por adquirir conocimientos y profundizar las ciencias le dominaba, para que su exuberante fantasia se dirigiese también con alto vuelo al campo de la literatura y de la poesia; campo en el cual no tardó en cosechar gloriosos laureles, y en el que hubiera obtenido también ópimos frutos si una muerte aciaga y prematura no le hubiese arrebatado á sus amigos de quienes era encanto, y á su patria de la cual era, con justicia, orgullo y ornamento.

De una actividad incansable, al mismo tiempo que de una inventiva poderosa, infiltraba su espiritu y su aliento por todas partes, especialmente à la juventud que le rodeaba, logrando fundar la sociedad literaria "Netzahualcoyolt" — en recuerdo del célebre sabio y poeta de Texcoco, en tiempo de la conquista, — sociedad que fué una verdadera academia en Méjico, y que ejerció en todo el país una justísima influencia literaria.

En esta sociedad empezó á dar á conocer sus poesías, siendo una de las primeras que por entonces vieron la luz, la dedicada á la instalación de la "Sociedad Filoiátrica", en cuya composición ya se mostraba Acuña el poeta valiente defensor de la civilización y del progreso, cuando dirigiéndose en enérgico apóstrofe á las sombras de Scipion Ciro, César y Alejandro, exclama con arrogancia:

Vuestros nombres sublimes no hacen arder la sangre de mis venas; yo canto à Atenas enseñando à Roma, no canto à Roma conquistando à Atenas.

Varias poesías publicó sucesivamente por entonces el joven poeta, todas recibidas con júbilo y aplaudidas por sus compatriotas; pero llevado por sus alientos á luchar en esfera más amplia, para lo cual, con razón, se sentía con brios, escribió su célebre drama, "El pasado" que tan gloriosa aureola había de reportarle. Pero entonces le ocurrió, lo que sucede á todos los autores noveles que no tienen un padrino poderoso que haga representar su obra, sea buena ó mala; tropezó con los actores, que después de tres

meses le devolvieron la obra sin teerla; y Acuña desalentado por tal decepción, no volvió á acordarse de ella hasta dos años después, en que D<sup>a</sup> Pilar Belaval la estrenó para su beneficio el 9 de Mayo de 1872, obteniendo un éxito extraordinario, que se ha repetido posteriormente siempre que el drama ha sido puesto en escena.

Pero esta gloria puede decirse que fué tardia para el inspirado poeta. Uno de sus más ardientes anhelos, al ambicionar los aplausos y los laureles que sus compatriotas le prodigaron, era honrar y regocijar con ellos á sus padres, á los cuales profesaba un cariño sin limites; y cuando las coronas y las flores llegaron á premiar los desvelos y la inspiración del autor de El pasado, Acuña, acongojado y triste cubrió con ellas la sepultura de su padre, que algunos meses antes había dejado de existir.

Fué bajo la impresión de esta desgracia, cuando Acuña escribió su magnifica poesía titulada "Lágrimas", que es un modelo de ternura y de amor filial.

Nadie creía, sin embargo, que aquel jóven lleno de vida y esperanzas, cuyas poesías eran el encanto y la admiración de sus contemporáneos, había de tardar tan poco tiempo en seguir al sepulcro al autor de sus días. Así fué por desgracia. El 6 de Diciembre de 1873, día desde entonces nefasto para las letras mejicanas, el laureado poeta, que acababa entonces de terminar brillantemente el cuarto año de medicina, se dió la muerte. cubriendo de luto y de amargura el corazón de su triste madre y de sus numerosos amigos.

¿ Qué causa pudo impulsar al desdichado Acuña á llevar á cabo tan fatal resolución, cuando apenas á las puertas de la vida vislumbraba ya un porvenir de gloria y de esperanza? Fuesen cualesquiera los motivos determinantes de tan triste acontecimiento, para nosotros está fuera de duda que la principal causa fué, que en Acuña había dos seres distintos, dos principios antitéticos, que como los polos de una pila voltáica se repelian, y que habían como en éstos, de determinar la explosión destructora de la existencia del poeta.

Acuña llevaba en su corazón y en su cerebro los dos capitales principios que libran sin tregua lucha terrible en las modernas sociedades. Idealista por temperamento, soñador, verdadero poeta, sus anhelos, sus aspiraciones, sus ansias, van siendo á poco minadas y destruídas por sus estudios materialistas, determinando en él esa serie de decepciones que le conducen como por la mano al borde del sepulcro.

Bien claramente manifestado está lo que decimos, en su bellísima composición, "Entonces y hoy". Es en la primera parte el pintor de la dicha y de la felicidad tranquila, como puede juzgarse por este trozo:

> La madreselva alzando entre las rejas su tallo trepador, enlazaba sus ramas y sus hojas en grata confusión,

formando un cortinaje, en el que habla por cada hoja una flor, en cada flor una gotita de agua, y en cada gota un sol.

y luego termina diciendo, con la amargura propia del desdichado:

> Bajo el cielo nublado de mi vida, donde esa luz murió, ¿ qué hará este mundo de los sueños míos ? Qué hará mi corazón ?

El mismo contraste, el mismo progresivo desfallecimiento, la misma muerte de sus ilusiones, se advierte comparando sus dos poesías, "Esperanza" y "Nocturno".

Es en la primera el espíritu valiente que anima á su alma diciéndola, en una estrofa de primorosa sencillez y armonía:

> Ya es hora de que altivas, tus alas surquen el azul como antes; ya es hora de que vivas, ya es hora de que cantes; ya es hora de que enciendas en el ara la blanca luz de las antorchas muertas, y de que abras tu templo d la que viene, en nombre del amor, ante tus puertas.

Y en la segunda, resuelto ya á dejar la mortal envoltura que tanto cansaba á su elevado espíritu, exclama con

el ay doliente y la desesperación triste del cisne que agoniza:

¡ Adiós por la vez última amor de mis amores,! la luz de mis tinieblas, la esencia de mis flores, mi lira de poeta, mi juventud, adiós!

Esta poesía, bellísima por todo extremo, modelo de facilidad y de sentimiento, pone de manifiesto á más de las grandes dotes poéticas de Acuña, su sensibilidad exquisita, su corazón generoso, y sus nobles y honradas aspiraciones. No pueden leerse, sin que las lágrimas acudan á los ojos, estas dos estrofas, en que se ven á la par el talento y el corazón del desdichado Acuña:

Y luego, que ya estaba
concluido tu santuario;
Tu lampara encendida,
tu velo en el altar,
El sol de la mañana
detrás del campanario,
chispeando las antorchas,
humeando el incensario,
y abierta allá á lo lejos,
la puerta del hogar...

Que hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre y amándonos los dos: Tú siempre enamorada,
yo siempre satisfecho,
los dos una sola alma,
los dos un solo pecho,
y en medio de nosotros
mi madre como un Dios.

No acabaríamos nunca si hubiéramos de ir citando los bellísimos pensamientos, las descripciones hermosas, los rasgos brillantes que enriquecen como valiosas piedras la corona poética de Acuña: queremos dejar á los lectores el placer del hallazgo, pero no pasaremos en silencio su magnifica composición, "Ante un cadáver" que es sin disputa la mejor del libro. En ella se muestra Acuña, además de poeta original y dulcísimo, el hombre de las ideas modernas, de civilización y de progreso, aunque inficionado del materialismo; y también, como en otras poesías, el espíritu agobiado por la pena, para el cual el cuerpo no es mas que "la cárcel que retiene al alma en el dolor" y que parece que lleva consigo la nostalgia de la muerte.

No puede darse pensamiento más bonito ni más bien expresado, que el siguiente:

Y en médio de esos cambios interiores, tu cráneo lleno de una nueva vida, en vez de pensamientos dará flores, en cuyo cáliz brillará escondida la lágrima, tal vez con que tu amada acompaño el adiós de tu partida. En resumen, Manuel Acuña, aparte de algunas ligeras incorrecciones que se notan en las poesías de su primera ipoca, y aparte también de su injusticia y apasionamiento al hablar de D. José Zorrilla, cuyo genio todos debemos respetar, merece figurar en primera línea entre los poetas mejicanos. Causa admiración, á la par que amargura, el sonsiderar lo que hubiera podido hacer durante una laboriosa vida, el que apenas entrado en ella ya se había conquistado merecidamente una corona de refulgente gloria.

La significación poética de Manuel Acuña es grandisima. Él representa mejor que nadie el renacimiento literario de Méjico después de la guerra de la intervención y del imperio.

Su actividad, su imaginación, su valer inmenso, influyeron muchisimo sobre aquella generación juvenil que había de ser la base de la regeneración literaria de su patria.

Las poesías de Acuña serán siempre leidas con admiración en todos los ámbitos de la tierra en que se hable la hermosa lengua castellana; y la memoria del inmortal poeta será eternamente una brillante estrella del pueblo mejicano, hijo predilecto del pueblo español.

FERNANDO SOLDEVILLA.

Paris, Setiembre de 1884.

# THE LIBRARY THE UNIVERSITY OF TEXAS

## Poesías de Manuel Acuña

## A LA SOCIEDAD FILOIÁTRICA

EN SU INSTALACIÓN

¿Hasta cuándo llegará el día en que se aprecie más al hombre que enseña que al hombre que mata?

M. OCAMPO.

OMBRAS gigantes de Scipión y Ciro,
De César y Alejandro,
No os alcéis de la tumba á mis acentos;
Que si es verdad que vuestra gloria admiro,
Me espanta vuestra gloria resonando
Entre ayes de dolor y entre lamentos,
Yo no canto á vosotros, cuyos lauros
En la sangre crecidos

Respiran con el aire de la muerte; Yo no canto á vosotros los temidos. Los que formáis las leyes con la espada Sin tener más derecho que el del fuerte. Vuestros nombres sublimes No hacen arder la sangre de mis venas: Yo canto á Atenas enseñando á Roma, No canto á Roma conquistando á Atenas. Como el águila audaz que surca el viento En pos de espacio que bastante sea Para dar a sus alas movimiento. Lo mismo mi alma cuando hallar desea La luz de la poesía, No busca sus raudales en la noche, Sino en la aurora al despuntar el día; Y al encontrar la llama indeficiente De la verdad sagrada, Mi pecho entonces se electriza y siente, Y de mi lira tosca v olvidada, Brotan cantares que sonar quisieran Desde el nuevo hasta el viejo continente.

Era la sombra: entre su negro manto Vegetaban los hombres, Nutriéndose con penas y con llanto, Sin otra ciencia que sufrir humildes Del infortunio las amargas leves, Y sin otros señores que verdugos Con el pomposo título de reyes. Esqueletos del cuerpo Y esqueletos del alma, Los seres como Dios, no eran entonces El Adán pensador del primer día, Sino siervos que ató, con mano airada, À su carro triunfal la tiranía. Momias vivientes que al dejar el mundo Para volver al hueco del osario. Legaban á sus hijos en recuerdo La cicuta del Sócrates profundo Y la sangre del Cristo del Calvario. Y así pasaron siglos y más siglos One de su inmensa huella en la distancia Sólo dejaban sombras y vestiglos, Vagando entre las nieblas De la noche sin fin de la ignorancia. Mas de pronto la luz del pensamiento Iluminó vivífica y radiante De la santa Razón el firmamento. Y Dios apareció, bello y gigante, Haciendo despeñarse en el abismo Al soplo de sus labios soberanos El sangriento puñal de los tiranos

Y la máscara vil del fanatismo. Entonces fué cuando la Europa vía. Trémula y espantada, La mansión ignorada Que la voz de Colón le predecía, Y á Franklin elevándose al espacio De su genio atrevido tras la huella, Para robar á la rojiza nube El fuego aterrador de la centella. Entonces fué cuando se alzó la ciencia. Disipando las sombras Que huyeron en tropel á su presencia; Y entonces cuando Méjico miraba En la mansión maldita Del crimen y del miedo. En vez de la cadena y del levita La figura grandiosa de Escobedo. Y no tembléis al recordar la historia Del lugar maldecido, Donde el buitre feroz de la ignorancia, Ocultó sus polluelos y su nido; No tembléis á la tétrica memoria Del calabozo inmundo Repitiendo los últimos lamentos Del mártir moribundo; Ya está lavada de su impura mancha

La guarida del crimen,
Que hasta la infamia misma desparece
Donde las huellas del saber se imprimen.
En vez de los verdugos,
Y del hirviente plomo y el veneno,
La Medicina que consuela y sana,
Y los hijos de Herófilo y Galeno.

Sublime redención, misión sublime La del que sufre al consolar las penas, La del que llora y gime Al enjugar las lágrimas ajenas; Misión de caridad y bienandanza, Empezada por Cristo en el calvario, Que redime y que canta en su santuario Los himnos del amor y la esperanza. Seguidla, pues, vosotros, que impasibles Desafiáis á la muerte y los pesares; Y si queréis que el mundo agradecido Conserve vuestro nombre en la memoria, Y que os levante altares, Seguid vuestro sendero bendecido, Que al fin de ese sendero está la gloria; Y continuad sin dirigir la vista Al espinado y escabroso suelo, Y si ansiáis la conquista

Del lauro inmarcesible de la fama,
Elevad vuestros ojos hasta el cielo
Donde está quien os mira y quien os llama.
Y no penséis en la escarpada roca,
Ni en la espina punzante
Que atraviesa la planta que la toca;
No cejéis ni un instante
En vuestra noble y celestial carrera,
¡Adelante...! Adelante...!
Aun está muy distante
La corona de rosas que os espera.

186a

#### LA BRISA

(IMITACIÓN)

#### A MI QUERIDO AMIGO J. C. FERNÁNDEZ

A LIENTO de la mañana
Que vas robando en tu vuelo
La esencia pura y temprana
Que la violeta lozana
Despide en vapor al cielo:

Dime, soplo de la aurora, Brisa inconstante y ligera, ¿Vas por ventura á esta hora Al valle que te enamora Y que gimiendo te espera?

¿Ó vas acaso á los nidos De los jilgueros cantores Que en la espesura escondidos, Te aguardan medio adormidos Sobre sus lechos de flores?

¿ Ó vas anunciando acaso, Soplo del alba naciente, Al murmurar de tu paso, Que el muerto sol del Ocaso Se alza ya niño en Oriente?

Recoje tus leves alas Brisa pura del Estío, Que los perfumes que exhalas Vas robando entre las galas De las violetas del río.

Detén tu fugaz carrera Sobre las risueñas flores De la loma y la pradera, Y ve á despertar ligera Al ángel de mis amores,

Y dila, brisa aromada
Con tu murmullo sonoro,
Que ella es mi ilusión dorada,
Y que en mi pecho grabada
Como á mi vida la adoro.

1868

## YA SÉ POR QUE ES

DOLORA

#### A ELMIRA

Todavía,
Cuando me dijo una vez:

Oye, ¿ por qué se sonrien
Las flores tan dulcemente,
Cuando las besa el ambiente
Sobre su aromada tez?

Ya lo sabrás más delante,
Niña amante,
La contesté yo... después!
Y más tarde, una mañana,
La niña pura y hermosa,
Al entreabrirse una rosa,

Me dijo: ¡ Ya se por que es! . Y la graciosa criatura,

Blanca y pura
Se ruborizó... y después.
Ligera como las aves
Que cruzan por la campiña,
Corrió hacia el bosque la niña
Diciendo: ¡ Ya sé por que es!
Y yo la seguí jadeante,

Palpitante
De ternura y de interés,
Y... oí un beso dulce y blando,
Y una voz después del beso,
Que fué á perderse en lo espeso,
Diciendo: ¡ Ya sé por que es!
Era muy joven María,
Todavía.

Cuando me dijo una vez:

— Oye, ¿por qué la azucena
Se abate y llora marchita
Cuando el aura no la agita
Ni besa su blanca tez?

— Ya lo sabrás más delante,

Niña amante, La contesté yo... después! Y más tarde ¡ay! una noche, La joven de angustia llena, Al ver triste à una azucena, Me dijo: ¡Ya se por que es! Y ahogando un suspiro ardiente,

La inocente
Me vió llorando... y después,
Corrió al bosque, y en el bosque
Esperó mucho la bella,
Y al fin... se oyó una querella
Diciendo: ; Ya sé por que es l
Era muy linda María,
Todavía.

Cuando me dijo una vez.

— Oye, ¿por qué se sonrie
El niño en la sepultura,
Con una risa tan pura,
Con tan dulce sencillez?
Ya lo sabrás más delante,

Niña amante,
La contesté yo... después!
Y... murió la pobre niña,
En vez de llorar, sonriendo,
Y voló al azul, diciendo,
Diciendo: ¡ Ya sé por que es!
Ya lo ves, mi hermosa Elmira,
Quien delira

Digitized by Google

Sufre mucho, ya lo ves!
Y así, ilusiones, ni encanto,
Ni acaricies ni mantengas,
Para que al llorar, no tengas
Que decir: 1 Ya sé por que es!

1808

### YA VERÁS

DOLORA

(IMITACIÓN)

Oza, goza, niña pura, Mientras en la infancia estás; Goza, goza esa ventura Que dura lo que una rosa.

- Qué, ¿ tan poco es lo que dura?
- Ya verás niña graciosa, Ya verás.

Hoy es un verjel risueño
La senda por donde vas;
Pero mañana, mi dueño,
Verás abrojos en ella.

— Pues qué, ¿ sus flores son sueño? Sueño nada más, mi bella, Ya verás. Hoy el carmín y la grana Coloran tu linda faz; Pero ya verás mañana Que el llanto sobre ella corra...

- Qué, ¿los borra cuando mana?
- Ya verás como los borra, Ya verás.

Y goza, mi tierna Elmira, Mientras disfrutas de paz; Delira, niña, delira Con un amor que no existe,

- Pues qué, ¿ el amor es mentira?
- Y una mentira muy triste, Ya verás.

Hoy ves la dicha delante Y ves la dicha detrás; Pero esa estrella brillante Vive y dura lo que el viento.

- Qué, ¿nada más un instante?
- Sí, nada más un momento, Ya verás.

Y así, no llores, mi encanto, Que más tarde llorarás; Mira que el pesar es tanto, Que hasta el llanto dura poco.

- ¿Tampoco es eterno el llanto?
- Tampoco, niña tampoco, Ya veras,

1868

## LA AUSENCIA Y EL OLVIDO

DOLORA

#### A LOLA

Con el semblante abatido,
Cuando se encontró en presencia
Del Olvido,
Que al ver su faz marchitada,
Sin colores,
La dijo con voz turbada:
— "Ya no llores niña bella,
Ya no llores,
Que si tu contraria estrella
Te oprime incansable y ruda,
Yo te prometo mi ayuda
Contra tu mal y contra ella."
Oyó la Ausencia llorando
La propuesta cariñosa,

Y los ojos enjugando
Ruborosa,

"Admito desde el momento,
Buen anciano,"

Le dijo con dulce acento,
"Admito lo que me ofreces
Y que en vano

He buscado tantas veces,
Yo que, triste y sin ventura,
La copa de la amargura

He apurado hasta las heces."

Desde entonces, Lola bella,
Cariñoso y anhelante
Vive el Olvido con ella,
Siempre amante;
Y la Ausencia ya ni gime,
Ni doliente
Recuerda el mal que la oprime;
Que un amor ha concebido
Tan ardiente
Por el anciano querido,
Que si sus penas resiste,
Suspira y llora muy triste
Cuando la deja el Olvido.

**1868** 

### MENTIRAS DE LA EXISTENCIA

DOLORA

Ut triste es vivir soñando
Con un mundo que no existe!
Y qué triste
Ir viviendo y caminando.
Sin ver en nuestros delirios,
De la razón con los ojos,
Que si hay en la vida lirios,
Son muchos más los abrojos.

Nace el hombre, y al momento Se lanza tras la esperanza, Que no alcanza Porque no se alcanza el viento; Y corre, corre, y no mira Al ir en pos de la gloria, Que es la gloria una mentira Tan bella como ilusoria.

No ve al correr como loco
Tras la dicha y los amores,
Que son flores
Que duran poco, muy poco!
No ve cuando se entusiasma
Con la fortuna que anhela,
Que es la fortuna un fantasma
Que cuando se toca vuela!

Y que la vida es un sueño
Del que, si al fin despertamos,
Encontramos,
El mayor placer pequeño;
Pues son tan fuertes los males
De la existencia en la senda,
Que corren allí á raudales
Las lágrimas en ofrenda.

Los goces nacen y mueren Como puras azucenas, Mas las penas Viven siempre y siempre hieren; Y cuando vuela la calma Con las ilusiones bellas, Su lugar dentro del alma Queda ocupado por ellas.

Porque al volar los amores
Dejan una herida abierta
Que es la puerta
Por donde entran los dolores;
Sucediendo en la jornada
De nuestra azarosa vida,
Que es para el pesar " entrada"
Lo que para el bien "salida."

Y todos sufren y lloran
Sin que una queja profieran,
Porque esperan
Hallar la ilusión que adoran...!
Y no mira el hombre triste
Cuando tras la dicha corre,
Que sólo el dolor existe
Sin que haya bien que lo borre.

No ve que es un fatuo fuego
La pasión en que se abrasa,
Luz que pasa
Como relámpago, luego:
Y no ve que los deseos
De su mente acalorada
No son sino devaneos,
No son más que sombra, nada.

Que es el amor tan ligero
Cual la amistad que mancilla
Porque brilla
Sólo á la luz del dinero;
Y no ve cuando se lanza
Loco tras de su creencia,
Que son la fe y la esperanza
Mentiras de la existencia.

**1868** 

## LA RAMERA

#### A MI QUERIDO AMIGO MANUEL ROA

Tú que proclamas la verdad y el Cristo, Mintiendo caridad en cada idea:
Tú que, de orgullo el corazón beodo,
Por mirar á la altura
Te olvidas de que marchas sobre lodo:
Tú que diciendo hermano,
Escupes al gitano y al mendigo
Porque son un mendigo y un gitano:
Allí está esa mujer que gime y sutre
Con el dolor inmenso con que gimen
Los que cruzan sin te por la existencia;
Escúpela también...! anda...! ¡no importa
Que tú hayas sido quien la hundió en el crimen
Que tú hayas sido quien mató su creencia!

¡Pobre mujer, que abandonada y sola Sobre el oscuro y negro precipicio, En lugar de una mano que la salve Siente una mano que le impele al vicio; Y que al fijar en su redor los ojos Y á través de las sombras que la ocultan No encuentra más que seres que la miran Y que burlando su dolor la insultan...!

Y antes era una flor... una azucena Rica de galas y de esencias rica, Llena de aromas y de encantos llena; Era una t'or hermosa, Que envidadan las aves y las flores, Y tan bella y tan pura, Como es pura la nieve del armiño Como es pura la flor de los amores, Y como es puro el corazón del niño.

Las brisas la brindaban con sus besos, Y con sus tibias perlas el rocío, Y el bosque con sus álamos espesos, Y con su arena y su corriente el río; Y amada por las sombras en la noche, Y amada por la luz en la mañana, Vegetaba magnífica y lozana Tendiendo al aire su purpúreo broche; Pero una vez el soplo del invierno En su furia maldita, Posó sobre ella y la arrancó sus hojas Pasó sobre ella y la dejó marchita; Y al contemplar sin galas Su cálice antes de perfumes lleno, La arrebató implacable entre sus alas Y fué á hundirla *cadáver* en el cieno.

Filósofo mentido.....!
¡ Apóstol miserable de una idea
Que tu cerebro vil no ha comprendido!
Tú que la ves que gime y que solloza,
Y burlas su sollozo y su gemido. ...
¿ Qué hiciste de aque! ángel
Que amoroso y sonriente
Formó de tu niñez el dulce encanto?
¿ Qué hiciste de aquel ángel de otros días.
Que lloraba contigo si llorabas
Y gozaba contigo si reías....?
¡ Te acuerdas.....! Lo arrancaste de la nube
Donde flotaba vaporoso y bello,
Y arrojándole al hambre,
Sin ver su angustia ni su amor siquiera,

Le convertiste de camelia en lodo : Le trasformaste de ángel en ramera!

¡Maldito tú que pasas
Junto á las frescas rosas,
Y que sus galas sin piedad les quitas!
¡Maldito tú que sin piedad las hieres,
Y luego las insultas por marchitas!
¡Pobre mujer.....! ¡juguete miserable
De su verdugo mismo....!
Víctima condenada
Á vegetar sumida en un abismo
Más negro que el abismo de la nada
Y á no escuchar más eco en sus dolores,
Que el eco de la horrible carcajada
Con que el hombre le paga sus amores.

¡Pobre mujer, á la que el hombre niega
El sublime derecho
De llamar hijo á su hijo!
Pobre mujer que de rubor se cubre
¡Cuando le escucha que la grita madre!
Y que quiere besarle, y se detiene,
Y que quiere besarle, y calla y gime,
Porque sabe que un beso de sus besos
Se convierte en borrón donde lo impone!

Deja ya de llorar, pobre criatura, Que si del mundo en la escabrosa senda, Caminas entre fango y amargura, Sin encontrar un sér que te comprenda, En el cielo los ángeles te miran, Te compadecen, te aman, Y lloran con el llanto lastimero Que tus ojos bellísimos derraman,

¡Y que te burle el hombre, y que se ría! Y que te llame harapo y te desprecie! Déjale tú reir, y que te insulte, Que ya llegará el día, En que la gota cristalina y pura Se desprenda del lodo Para elevarse nube hasta la altura.

Y entonces en lugar de un anatema, En lugar de un desprecio, Escucharás al Cristo del Calvario, Que añadiendo tu pena Á tus lágrimas tristes en abono, Te dirá como ha tiempo á Magdalena: Levántate mujer, yo te perdono.

1869

## EL HOMBRE...

# AL SEÑOR DON IGNACIO M. ALTAMIRANO HOMENAJE

V. Hugo

A LLA va... como un átomo perdido Que se alza, que se mece, Que luce y que después desvanecido Se pierde entre lo negro y desparece. Allá va... en su mirada Quién sabe qué fulgura de profundo, De grande y de terrible... Allá va, sin destino y vagabundo, Tocando con su frente lo invisible,

Con sus plantas el mundo... ¿ De dónde vino...?

Preguntadlo al caos Oue dió forma á los seres De su potente voz al " levantaos;" Decidselo á la nada. Que ella, tal vez, sabrá cual fué la cuna De ese arcangel vestido con harapos A que llamamos hombre: Que ella, tal vez, sabrá de donde vino Ese titán pigmeo Tan grande y tan mezquino, ¿Del lodo? puede ser; pero su frente Está demasiado alta para el lodo; ¿Del cielo? puede ser; pero la tumba Donde concluve todo, No dista de sus plantas más que un paso, Y si fuera del cielo, debería Ya que tiene un ocaso, Tener también su oriente como el día. Aborto incomprensible de la nada Que lo lanzó, destello de su abismo, Esperad, esperad á que las sombras Entre sus negros pliegues os cobijen, Que allí tal vez, escrito entre esos pliegues Encontraréis su origen...

Esperad el momento en que se os abra Negro y aterrador ante los ojos, Ese libro de sangre donde labra La triste muerto en caracteres rojos De sus calladas víctimas el nombre, Y allí veréis, acaso, la palabra Que os ayude á saber quien es el hombre.

Y entre tanto... allá va...

Solo... en el mundo
Que tiembia con su peso de gusanos
Y que al mirarle se estremece y duda;
Sobre la tierra inmensa,
Que le siente su rey y le saluda,
Que le siente su dios y que le inciensa.
Allá va... soberano cuya frente
Circunda por diadema el infinito,
Monarca cuyo trono omnipotente
Es el trono de mármol y granito
Tallado por los buitres en la roca;
Y que marcha, y que marcha dominando
Lo mismo en lo que ve y en lo que toca,

Desnudo y mendigando Un pedazo de pan para su boca.

\* \*

Polluelo de ese cóndor de lo oscuro Que se llama el misterio, Y que sin alas y sin luz se lanza Por el supremo espacio de la idea En pos de una esperanza... Polluelo que adormido entre la noche Sueña ver una estrella, Y enamorado de ella, y atrevido, Se escapa de su nido Crevéndose capaz de ir hasta ella; Ouien sabe anoche en su delirio blando Que luz ó que ilusión distinguiría, En medio de esas nubes caprichosas Que pueblan, al soñar, la fantasia; Quien sabe lo que en su alma Durante la embriaguez germinaría; Pero capullo que despierta rosa Con los halagos de la brisa amante, Él, creciendo de formas en el sueño,

Durmió pequeño y despertó gigante.

Y "El Universo es mío"

Clamó al sentirse poderoso y fuerte,

Y agitando su cráneo en el vacío,

Sin escuchar la ruda carcajada

Que como eco á su voz daba la muerte,

"Adelante!" — se dijo — ¡El mundo es poco

Para encerrar mi espíritu... hasta el cielo!

Y sin mirar siquiera por donde iba,

Se lanzó despeñado como un loco,

Con la mirada arriba... siempre arriba.

\* \*

Sonámbulo que duerme y deja el lecho Al supremo mandato
De yo no sé que voz grande y divina
Que alzándose en su pecho
Le sorprende y le grita poderosa;
"¡Levántate y camina...!"
Pisando aquí una espina y una rosa,
Y más allá una rosa y una espina,
El hombre con un cielo de esperanzas
Germinando en montón en su cerebro,

Sigue á tientas y á oscuras por la senda Desde antes á sus pasos señalada, Soñando... y en los ojos una venda Que con sus pliegues lóbregos y espesos Le impide que comprenda Su marcha entre sepulcros y entre huesos.

\*\*

Y allá va.... ¡ pobre niño que aun suspira Como en los dulces tiempos de la infancia! Mas dejadle seguir, y será el hombre Que haga nacer la vida del osario, El apóstol sin nombre, Que dios admire y que mortal asombre Lo mismo en el Tabor que el Calvario. Dejadle caminar, dejad que siga El vuelo de su genio por los mares, Y mañana ese niño Será el anciano pálido y fecundo, Que, moderno criador, haga que brote Del seno de las olas otro mundo.



Allá va... con un tronco por apoyo
Y un girón miserable por abrigo,
Valiente y ambicioso y soberano,
Bajo su mismo harapo de gitano
Y su corteza sucia de mendigo.
¿Qué busca? ni aun él sabe
Lo que busca en su loco devaneo...
Ni aun él acierta á definir ese algo
Que le hace encontrar siempre su deseo;
Pero utan del sueño que en la sombra
Forja un espacio y á escalarlo sube,
Él, mientras pisa en el inmundo cieno,
Se duerme con el pie sobre una nube.



Soñar... esa es la vida, ese es el puente Que entre la cuna y el sepulcro media, El papel miserable del viviente De la existencia vil en la comedia: Soñar un cielo en que revueltos vagan Hermosos y magníficos vapores, La esperanza, la dicha, La gloria y el placer y los amores; ¡Ondinas que se tienden por el aire Al despuntar la vida, allá á lo lejos Y que con ella crecen y con ella Mueren entre los últimos reflejos!

\* \*

Y, hermoso cisne que en el limpio lago Agitando las olas con su pluma,
Ve brotar de su juego al dulce halago
Mil copos blancos de rizada espuma,
Y arroja un canto dolorido y vago
Al mirarlos perderse entre la bruma;
El hombre en su tristeza,
Al ver rodar sus blancas ilusiones,
Sin colores, sin luz y sin belleza,
De la noche que empieza
Por yo no sé qué lóbregas regiones;
Suspirando y en lágrimas deshecho
Ante la triste realidad que asoma,

Arranca un ¡ay! terrible de su pecho, Y luego, al dar un paso, se desploma.

\*

Atleta del dolor, de nuevo emprende
La lucha formidable
Con ese gladiador de las tinieblas
Que se llama el destino;
Y cantando y sonriendo
Para insultar la palpitante pena
Que le destroza el corazón mezquino,
Lanza un grito feroz y entra á la lucha...
Pero vencido al fin, rueda en la arena
Que su alma es poca y su amargura es mucha.

\* \*

Y entonces... cuando hambriento de placeres Soñándolos su presa, Se mira débil y abatido y solo Sobre el oscuro borde de la huesa, Recuerda el Dios á quien por darle culto El se fingiera omnipotente y bueno; Pero al sentir dentro del alma oculto Del pesar y el dolor todo el veneno, En su miseria misma Lo ve pequeño, pobre, Y cogiendo del cieno en que se arrastra Miserable reptil con su congoja, Burlándose de su ídolo, á la frente Como un supremo insulto se lo arroja.

•\*

Después... el aire de la muerte zumba Con su bramar inquieto El átomo vacila, y.... se derrumba.... La tierra es una tumba.... El hombre un esqueleto.

\* \*

Todo acabó.... la no che de la nada Confundiendo en sus pliegues Todo eso grande que la mente forma Y que en el cráneo encierra, Sólo dejó al pasar, como en recuerdo, Un pedazo de tierra.... Y allí.... qué hay más allá...?

¿Qué encuentra el hombre Tras de ese velo negro que separa La luz de las tinieblas...? ¿Es en la tumba, acaso, donde toca, Viéndola cara á cara, Esa ilusión que en su carrera loca Convertida en vapor se le escapara? ¿Es allí donde encuentra los perfumes Y las notas dulcísimas y suaves, Que no pudieron darle en sus encantos Las flores ni las aves...? Ó luminoso punto que camina Partiendo de la nada. Por un circulo estrecho, y que termina Su existencia mezquina Alli donde ha empezado la jornada, ¿Concluye en el sepulcro Que sus despojos últimos recibe? ¿Es allí donde muere para siempre? ¿Es allí para siempre donde vive? ¡Quién sabe...! Nuestra mente

No alcanza á descifrar esos arcanos Escritos entre huesos'y mortajas Por yo no sé que fétidos gusanos... Remueve y busca en el inmundo hueco Donde ha visto rodar un sér inerme, Y sin hallar á sus preguntas eco, Sólo ve un cráneo seco Que entre sus antros asquerosos duerme

\* \*

Y entre tanto... allá va...

Luz tenebrosa

Cuyo destino y cuyo sér esconde

La impenetrable niebla del abismo...

Allá va... tropezando y caminando,
¡Sin comprender adónde,
Sin comprenderse el mismo...!

1869

#### EN LA APOTEOSIS

DEL ACTOR

#### MERCED MORALES

M ENTIRA el más allá! ¡Mentira el alma Que el retroceso impuro Hace nacer llenando lo futuro, Del triste cementerio entre la calma! ¡Engaño esa creación que el fanatismo Hace brotar del último lamento Que nos lleva al abismo! ¡Mentira ese ad terrorem que el convento Lanza á la humanidad mezquina y necia Que, oyendo, á la razón y al pensamiento No abarca esa mentira y la desprecia! El hombre es sólo el hombre, Pobre criatura de miseria y lodo,

Que sueña, que delira, y que en la fosa Mira rodar con su existencia todo: Pobre sér que termina la jornada Con el eco de su último latido. Para volver en sombra convertido Á su punto de origen, à la nada. Es un astro-misterio que atraviesa La curva de la vida y se derrumba Al concluir la carrera de ese cielo Que en el Oriente de la cuna empieza Y acaba en el Ocaso de la tumba; Molécula que, oculta entre la gasa De la noche, sin ruta y sin destino, Como una exhalación flébil y escasa, Nace, se mece y pasa Sin dejar una huella en su camino, Y que á veces llegándose valiente Hasta el sol de la gloria, Se enciende en él v vuela, Pero dejando entonces, donde acaba, El germen de otra luz sobre su estela. Luz-inmortalidad con que deliran El sabio y el artista y el guerrero, En medio á esos éxtasis soberanos Que son la hora suprema En que el genio prepara con sus manos, Para ceñir sus frentes la diadema: Hora en que el hombre alcanza. Por el zodiaco de la fe y del arte, Llegar hasta el zenit de su esperanza, Para robarle el rayo que algún día Sobre su pobre lápida mortuoria, Caiga á encender, sublime de poesía, La antorcha fulgurante de la gloria. Luz-inmortalidad con que soñaban Sonriendo de placer en su delirio, El mártir libertad en el cadalso Y el espectro-conciencia en el martirio, Fulgor que en la conquista Del saber y el talento, se levanta Descorriendo grandioso ante la vista, El soñado horizonte de una tierra Donde bendita y mágica se encierra La tierra prometida del artista; Esplendor auroral que era el ensueño Consolador y grato en su pobreza Del actor inspirado. Que aun ayer se encontraba circundado Con la aureola del genio en la cabeza; Del audaz fingidor que ayer hacía Sollozar ó reir bajo este techo. Y que hoy, cadáver, duerme

De un pedazo de tierra sobre el lecho.
Cayó... sobre su tumba
Gime el arte, y la patria inconsolada
Con sus hermosos besos maternales
Deposita una lágrima adorada,
En tanto que la fama que abandona
De la muerte en los antros funerarios
Al despojo... y al hombre,
Vuela augusta á escribir en sus santuarios
Las letras de su nombre.

Muerto, reposa en paz! y si en la fiebre De tu ambición y tu querer fecundo Soñaste con un mundo más risueño Que este pequeño y miserable mundo; Si astro que cruza la extensión vacía Soñaste con dejar escrito en ella Algo como la luz que en tí vivía Para hacerte inmortal con esa huella, Tu sueño está cumplido... tus cenizas Ya no son más que escoria; Pero el azul radioso de tu patria Cuenta otra luz, la luz de tu memoria. Los hombres como tú, jamás perecen Al tocar los umbrales

De la oscura región de lo ignorado; Los hombres como tú, mueren y crecen Con la figura inmensa de granito Que de pie y majestuosa se levanta De entre el polvo impalpable que la planta Envuelve al resbalar en lo infinito. Para tí no hay sepulcro, que el reflejo De tu luz poderosa Te basta en la caída, Para seguir viviendo en otra vida, No en la estrechez de tu escondida fosa... Tú como el astro hermoso de la aurora Que rueda en el ocaso, Dejando como huella de su paso La luna brilladora. Caíste en el abismo. Nítido sol del mejicano cielo: Pero dejando al terminar el vuelo. La luna de tí mismo.

Sacerdote titánico del arte, Envuélvete sonriendo en la mortaja Que te arropa en la huesa... Envuélvete inmortal bajo la losa Donde tu cuerpo mísero reposa Y se alza el pedestal de tu grandeza. ¡Adios, muerto sublime!
¡Sublime y noble atleta del proscenio!
Descanza en paz mientras tu patria gime
Sobre el recuerdo que tu gloria abona,
Y mientras teje en su santuario el genio,
Para rodear tu nombre, una corona.

1870

## O C A M P O

LLA...!" se dijo, y extendiendo al aire 🚹 Las gigantescas plumas, Con la mirada fija en los fulgores Oue á través de las brumas Conducen en su vuelo á los condores, Subió asentando la atrevida garra Sobre la cumbre inmensa, Donde el mundo genésico concluye Y se levanta el mundo del que piensa; Sobre la blanca cima de esa roca Cuvas piedras de mármol y granito Se alzan entre lo azul del infinito, De pedestal sublime al que las toca; Allí donde se encienden los tabores Con su grandiosa y santa refulgencia Al resonar del cántico que entona .Como un grito de alarma la conciencia.

Subió, llegó, y al extender los ojos, Sobre la turba de hombres Que germinaba de sus pies debajo, Anhelando mirar lo que es un pueblo Que marcha por la senda del trabajo, En vez de la ilusión de su utopía, Halló un pueblo de libres Envuelto del incienso entre el aroma, Y enlazando á su cuello esa cadena Cuyo eslabón primero empieza en Roma; Halló la libertad aprisionada Entre los negros muros del convento, Y un más-allá de luto y de tinieblas Marcando el hasta-aqui del pensamiento; Al Dios-dulzura convertido en otro De sangre y de venganza, Al Dios creador entrando en la pelea Con el rojo puñal de la matanza; Y gozando al murmullo de los salmos Y gozando al gemir de la agonía, Al Dios que sólo quiere en sus altares Los himnos del amor y la poesía.

\*\*

Y "No!" dijo él, ardiendo En esa inspiración sencilla y santa Que hizo del vagabundo de Judea El muerto más sublime de los muertos En el martirologio de la idea; "Ya es tiempo de volver á su santuario El dulce amor de la familia humana, Sustituir el hogar al relicario, Sustituir la violeta al incensario, Y el trino del turpial á la campana; Ya es tiempo de rasgar el negro abismo Oue oculta la verdad á la existencia. Y cambiar por el Dios del fanatismo El Dios de la razón y la conciencia." Dijo, y abandonando las remotas Cumbres de la esperanza y de la vida, Bajó á la tierra entre las dulces notas De esa cántiga tierna y bendecida Cuya primera vibración se escucha Brotando de las arpas del delirio. Y la última en la lucha Con el ay! estertóreo del martirio.

Bajó, y apóstol de la buena-nueva De la luz y el derecho, Su palabra de paz sonó en los aires Anunciando al Mesías Que el porvenir en su ilusión espera, Y de quien son augustas profecías Las protestas del mártir en la hoguera. Bajó, y envuelto entre el vapor espeso De los blancos perfumes conventuales El pueblo suyo, por el monje opreso, Escuchó la palabra de progreso Salida de sus labios inmortales: Y al buscar al apóstol atrevido Donde su airado grito resonara, Ovó el nombre de Dios... luego un gemido, El incienso quedó desvanecido... Y allí estaba el cadáver junto al ara.

La lucha fué un instante... Un instante no más, y aquel vidente, Misionero de luz entre los ciegos, Se hundió en la sombra y ocultó la frente.

Fué el cóndor que se lanza de las nubes Sobre el tigre feroz que le arrebata Los polluelos hermosos de su cría, Y que baja, se mece, Lucha, se aparta, vuelve, le provoca, Y en el punto de herirle se estremece Cayendo á agonizar sobre una roca.

Murió... su apostolado
Hizo temblar en su poder al fraile,
Y el fraile en nombre de ese dios maldito
Que vive entre la noche y lo encubierto,
Armó su mano entre la niebla impía,
Y después, al nacer del otro día,
Halló el mundo... un patibulo y un muerto.

Ese muerto alli esta... dentro el sepulcro Cavado para ahogar en su silencio La gigante protesta de sus labios... Esqueleto sublime y majestuoso Más grande y elocuente en el reposo De su lecho eternal y soberano, Que en medio de la grita atronadora Oue alzara en su redor el Vaticano. Allí está... en ese túmulo sombrío Regado con el llanto de los libres... Santa reliquia que la edad presente Guarda de su cariño En el inmenso y dulce relicario, Como un recuerdo de tristeza y gloria, Que evoca del pasado en la memoria Su camino de sangre y su calvario. Allí está... murmurando una esperanza De miel v libertad para el futuro, Precursor auroral de esa lumbrera Tanto soñada y esperada tanto Y á cuya luz en hoy vienen tus hijos À arrullar tu dormir con sus canciones.

Á gemir en tu polvo, y á decirte Sus nobles y sentidas bendiciones.

\* \*

Mártir! descansa ya de la tarea, Y duérmete en el lecho de perfumes Con que la gratitud cubre tu fosa... Duérmete ya... mientras la fe y el templo Cuyo poder al cabo se derrumba, Vienen á despertarte en su caída, De tu sueño inmortal bajo la tumba.

1870

## UNO Y QUINIENTOS

PENSANDO las quinientas unidades
Que el número quinientos componian
Que si quinientas eran
Al uno y nada más se lo debian;
En sociedad se unieron, y los miembros,
Sin vacilar ni protestar alguno,
Levantaron un templo y en sus aras
Pusieron como Dios al número uno.

\*\*

Mientras que unidos todos le adoraron Á nadie aquello le causó extrañeza; Pero cierta ocasión en que uno de ellos Llegó solo del templo á los umbrales, À pesar de la fe y el fanatismo, Se halló con que él y Dios eran lo mismo, Puesto que el uno y él eran iguales.

•

Después de recorrer estos renglones Que tantas reflexiones nos ofrecen, Deduzco entre otras muchas conclusiones, Que en materia de Dios y religiones Los quinientos y el mundo se parecen.

1870

## LA SOÑADORA

#### ODA

Leída por José Zamora, á nombre de su autor, en el beneficio de Maria Servin

Pueblo: tú que prorrumpes en gigantes Himhos de admiración y de entusiasmo Ante el arte y lo bello;
Tú, de cuya alma toma
La vestal de la gloria y de la fama
Fuego para encender á su destello
De su lámpara mística la llama;
Tú, que eres soñador y eres artista
Lo mismo entre la paz que entre la lucha,
Prepara una guirnalda de tus flores
Más queridas y... escucha.

Era una cuna, un lecho entretejido De gasas y jazmines... Pequeño, vaporoso, recogido... Una forma de nido Como esos que se ven en los jardines. Y en ese nido columpiado al aire Con el vaivén arrullador del viento, Era una niña hermosa que soñaba Con vo no sé que blanco pensamiento; Una niña inocente que dormía Entre los chales de su tibia cuna, Como una de esas hadas misteriosas Que finjen las tinieblas y la luna Entre el húmedo cáliz de las rosas; Virgen de amor en cuya casta frente El sol de lo inmortal resplandecía Majestuoso y ardiente, Con su rayo de luz grabando en ella Esa chispa radiosa que, más tarde, Ante el sepulcro abierto se alza estrella Y en la via-làctea de los genios arde.

Y la noche era negra, era una noche Que flotaba impalpable como un velo Prendido en las montañas, S'n la luz de un zig-zag entre las sombras Ni la luz de un cocuyo entre las cañas; Negro y vasto ropaje Que cobijaba al átomo del mundo Como al grano de arena el oleaje, Quedando aquella niña en el vacío De las tinieblas, escondida y sola, Como queda la gota de rocío Cuando cierra la brisa una corola...

Mas de pronto la curva de los cielos Recogió su gigante vestidura, Y libre de los pálidos fantasmas Que rodaban informes en la altura, El aire se cubrió de resplandores Que se acercaron tibios y temblantes, Circuyendo la frente de la niña Como un laurel inmenso de diamantes: Y entonces una voz cuya cadencia Sonaba arrulladora Como el canto de amores de la virgen, Se oyó que repetía En su dulce cascada de gorgeos: - Duérmete, vida mía, Gozando con la luz y la poesía De la región que pueblan tus deseos... Duérmete, flor del arte,

A la que el beso de las auras mece...

Duérmete... y cuando venga á despertarte

La voz de tu destino,

Yo, el angel de tu cuna,

Regaré de persumes y de galas

La áspera cumbre que tu genio adora,

Y á donde tienden las inmensas alas

Tu ambición y tu se de soñadora.

Dijo la voz : y la corona ardiente Ensanchando su cerco luminoso De estrellas inmortales, Se perdió en los lejanos horizontes, Mezclada con el tuego de la aurora Que asomaba su luz tras de los montes

Después, aquella niña
Despertó de su mágico letargo,
Y emprendiendo el camino
De la jornada que á la gloria lleva
Entre el dolor y el desaliento amargo,
El mundo la miró sobre el proscenio
Arrancando un laurel á su destino
Y esculpiendo su busto peregrino
Sobre el augusto pedestal del genio.
Blanca y tierna paloma

Que hasta el templo del arte alzó las alas Para robar al arte sus secretos, Descendiendo después sonriente y bella Entre el aplauso universal de un mundo Lleno de amor y admiración por ella.

Por ella, que eres tú, la que hoy recojes El ideal de tus sueños infantiles Entre el incienso embriagador del triunfo... Por tí que haces latir entusiasmado El corazón del pueblo que hoy arranca La cadencia más dulce y más sentida Del arpa de su gloria, Para arrojarla con su flor más blanca Sobre el gigante altar de tu victoria.

Por ella, que eres tú, la más querida
Esperanza de Méjico, la virgen
Á quien el porvenir desde la cuna
Prometiera su espléndida guirnalda,
Y que hoy viene al rumor de las conquistas
Que tu celeste inspiración abona
Á cenir en tu frente esa corona
Que hace iguales á Dios y á los artistas.

1870

# OBLACIÓN

#### A LOS MUERTOS DE LA SOCIEDAD FILOIATRICA

UANDO la aurora enciende las montañas,
Y el águila que duerme
Se siente acariciada por sus besos,
El águila se agita entre las rocas
De su salvaje y solitario nido,
Tiende la vista al cielo
Dominio de su empuje soberano,
Y desatando el poderoso vuelo,
Cruza la selva, el llano,
Del llano se levanta hasta las cumores
Que la extensión corona,
Y allí, fuerte y robusta,

En pie sobre la nieve y el granito, Se alza de nuevo y sube hasta que incrusta, Sus formas de gigante en lo infinito.

Cuando el sol de la gloria,
Surtiendo en el espacio-inteligencia
Baña á un niño en su luz, el niño se alza
Sobre el desierto oscuro de la vida;
Y guiado por la fe que en su conciencia
Lleva como una lámpara encendida,
Desterrado del cielo sobre el mundo
Y entreviendo su patria
Á través de la bruma de su ensueño
Se lanza de su ensueño por la vía,
Dejando al confundirse con la nada,
De su carrera de astros como huellas,
Las letras de su nombre,
Que son como las mágicas estrellas
Que brillan al crepúsculo del hombre.

Letras que al proyectar sobre la tumba Sus luces inmortales, Son la más grande historia Que pudiera grabar en sus anales La virgen soberana de la gloria. En la cuna de aquellos

Que hoy tienen nuestras almas por santuario,

Y por incienso, el de las rosas blancas

Que nacen en los bordes del osario,

También surgió con su fulgor de aurora

La chispa de la idea, también ellos

Sintieron palpitar sobre su frente

Los ósculos de ese ángel que en la noche

Baja á inspirar sus sueños al creyente...

Sueños blandos y dulces como todos

Los que su ánfora encierra

Y que al fundirse con el hombre, lo hacen

La encarnación de Dios sobre la tierra.

El ideal de sus almas, el que en ellos Infiltraba la luz de sus caricias, Era el amor bajo la doble forma Del espacio y del mundo, Del mundo, en la expresión de sus dolores Marcados por la faz de un moribundo, Y del espacio, como la hostia blanca En donde oculta su divina esencia, Ese Cristo del pobre y del que sufre, Que se llama la ciencia.

Y esa fué su visión, esa la doble Senda en que dividieron el camino, Señalado en su afán supremo y noble Por la sonrisa de ángel del destino, Esa la ardiente cima en que se alzaron Pensadores y apóstoles á un tiempo, Buscando la verdad mientras vertían La miel de sus virtuosos corazones... Iguales á esas nubes que se lanzan Tras la huella del sol por el vacío, Derramando á la vez sobre la tierra Las caricias de amor de su rocío.

Y así fueron en tanto que la vida Latió bajo de sus cráneos; Fe y corazón, estrellas y perfumes; Sublime dualidad de una alma misma Que en distinta región alzando el vuelo, Arriba, era la forma de la idea, Y abajo, era la forma del consuelo!

Así fueron... constante sacrificio Sobre el altar del bien, mártires prontos Á morir por sus creencias en el ara De la impiadada suerte: Grupo de caridad que aparecía Fiel en cumplir su augusto pensamiento, Donde quiera que hallaba un sufrimiento Ó el buitre de la muerte se mecía!...

Y cuando llenos de ese santo orgullo
Que la virtud derrama en la conciencia,
Tocaban ya la cumbre brilladora
De su visión querida,
La vida los dejó!... pero las frases
Que al dolor arrancaron con su muerte,
Fueron bajo el destello sacrosanto
Que irradiaba al fulgor de su memoria,
Las primeras estrofas de ese canto
Que hoy los arrulla en su mansión de gloria.

Allí duermen, y allí como un perfume Se alzan las bendiciones por la noche, Flores del corazón que agradecidas Bajo el ojo de Dios abren su broche: Allí duermen, y allí los que en el mundo Les dijimos hermanos, Depositando la oblación sencilla De nuestro amor, hacemos de sus nombres El grito de entusiasmo que en la lucha Dará al cobarde animación y brio; Y del radioso albor de su recuerdo Un astro suspendido en el vacío, Que será en los instantes de la prueba, Cuando el cansancio nuestra frente amague, La antorcha sideral en donde el alma Encenderá su fe cuando se apague.

1871

## RASGO DE BUEN HUMOR

qué? Será posible que nosotros
Tanto amemos la gloria y sus fulgores,
La ciencia y sus placeres,
Que olvidemos por eso los amores,
Y más que los amores, las mujeres?

¿Seremos tan ridículos y necios Que por no darle celos á la ciencia, No hablemos de los ojos de Dolores, De la dulce sonrisa de Clemencia, Y de aquella que, tierna y seductora, Aun no hace un cuarto de hora todavía, Con su boca de aurora,

"No te vayas tan pronto," nos decía? Seremos tan ingratos y tan crueles, Y tan duros y esquivos con las bellas,

4.

Que no alcemos la copa Brindando á la salud de todas ellas?

Yo, á lo menos por mí, protesto y juro Que si al irme trepando en la escalera Que á la gloria encamina, La gloria me dijera:

— Sube, que aquí te espera
La que tanto te halaga y te fascina;
Y á la vez una chica me gritara:
— Baje usted, que lo aguardo aquí en la esquina;
Lo juro, lo protesto y lo repito,
Si sucediera semejante historia,
Á riesgo de pasar por un bendito,
Primero iba á la esquina que á la gloria.

Porque será muy tonto
Cambiar una corona por un beso;
Mas como yo de sabio no presumo,
Me atengo á lo que soy, de carne y hueso,
Y prefiero los besos y no el humo,
Que al fin, al fin, la gloria no es más que cso

Por lo demás, señores, Quién será aquel que al ir para la escuela Con su libro de texto bajo el brazo, No se olvidó de Lucio ó de Robredo Por seguir, paso á paso, Á alguna que nos hizo con el dedo Una seña de amor, así... al acaso? ¿Ó bien, que aprovechando la sordera De la obesa mamá que la acompaña, Nos dice: — ¡No me sigas! Porque mamá me pega y me regaña?

¿Y quién no ha consentido En separarse del objeto amado Con tal de no mirarlo contundido?

¿ Quién será aquél, en fin, que no ha sentido Latir su corazón enamorado, Y á quién, más que el café, no ha desvelado El café de no ser correspondido?

Al aire pues, señores,
Lancemos nuestros hurras por las bellas,
Por sus gracias, sus chistes, sus amores,
Sus perros y sus gatos y sus flores
Y cuanto tiene relación con ellas.

Al aire nuestros hurras De las criaturas por el sér divino, Por la mitad del hombre, Por el género humano femenino.

1871.

#### EN EL TERCER ANIVERSARIO

DE LA

#### SOCIEDAD FILOIÁTRICA Y DE BENEFICENCIA

ALANGE de soñadores

Que de tu delirio en pos,

Marchas entre los negrores

De la vida, á los fulgores

Que en tu alma refleja Dios.

Juventud grande y ardiente Que á la luz que centellea Tu porvenir esplendente, Muestras ceñida la frente Con el laurel de la idea.

Tú, que llevando contigo Cuanto hay de noble y humano Al que miras sin abrigo, En vez del nombre de amigo Le das el nombre de hermano.

Tú, que siguiendo la huella Que á tu conciencia se ajusta, Has atesorado en ella La virtud que te hace bella, Y el saber que te hace augusta.

No cejes en tu camino
Aunque el destino te mande
Luto y penas de contino,
Que si es muy fuerte el destino
Tú también eres muy grande.

Y si en tu alma de inspirada Hay fuerza y valor de sobra Para concluir la jornada, Ya que tu obra está empezada, Juventud, completa tu obra.

Sigue, sigue tras el vuelo De esa virgen cuyo encanto Forma tu vida y tu anhelo; Sigue tu marcha hacia el cielo De tus delirios, y en tanto,

Recibe de quien te admira Proclamando tus victorias, Los acentos de una lira Que con tus glorias se inspira Porque hace suyas tue glorias

1871

# LÁGRIMAS

#### A LA MEMORIA DE MI PADRE

Quum subit illius tristissima noctis imago Quæ mihi supremum tempus in urbe fuit: Quum repeto noctem, qua tot mihi cara reliqui, Labitur ex oculis nunc quoque gutta meis. Ovidio. — Elegía III.

A un era yo muy niño, cuando un día,
Cogiendo mi cabeza entre sus manos
Y llorando á la vez que me veía
"¡Adios! ¡Adios!" me dijo;
"Desde este instante un horizonte nuevo
Se presenta á tus ojos;
Vas á buscar la fuente
Donde apagar la sed que te devora;
Marcha... y cuando mañana
Al mal que aun no conoces
Ofrezcas de tu llanto las primicias,

Ten valor y esperanza,
Anima el paso tardo,
Y mientras llega de tu vuelta la hora,
Ama un poco á tu padre que te adora,
Y ten valor y... marcha... yo te aguardo.

Así me dijó, y confundiendo en uno Su sollozo y el mío, Me dió un beso en la frente...
Sus brazos me estrecharon...
Y después..... á los pálidos reflejos Del sol que en el crepúsculo se hundía Sólo vi una ciudad que se perdía Con mi cuna y mis padres á lo lejos.

El viento de la noche
Saturado de arrullos y de esencias,
Soplaba en mi redor, tranquilo y dulce
Como aliento de niño;
Tal vez llevando en sus ligeras alas
Con la tibia embriaguez de sus aromas,
El acento fugaz y enamorado
Del silencioso beso de mi madre
Sobre del blanco lecho abandonado...

Las campanas distantes repetían El toque de oraciones... una estrella Apareció en el seno de una nube; Tras de mi oscura huella La inmensidad se alzaba... Yo entonces me detuve, Y haciendo estremecer el infinito De mi dolor supremo con el grito: "Adiós, mi santo hogar," clamé llorando; "¡Adiós, hogar bendito, En cuyo seno viven los recuerdos Más queridos de mi alma... Pedazo de ese azul en donde anidan Mis ilusiones cándidas de niño... Ouién sabe si mis oios No volverán á verte...! ¡Quién sabe si hov te envío El adiós de la muerte...! Mas si el destino rudo Ha de darme el morir bajo tu techo, Si el ave de la selva Ha de plegar las alas en su nido, ¡Guárdame mi tesoro, hogar querido, Guardame mi tesoro hasta que vuelva!"

Las lágrimas brotaron Á mis hinchados párpados... las sombras Espesas y agrupadas, de repente Se abrieron de los astros á la huella... Cruzó una luz por lo alto, alcé la frente, El cielo era una página y en ella Vi esta cifra: — ¡ Detente! Detente... y á mi oído Llegó como un arrullo de paloma La nota de un gemido; Algo como un suspiro de la noche Rompiendo del silencio la honda calma; Algo como la queja De una alma para otra alma... Algo como el adiós con que los muertos, Del amor al esfuerzo soberano, Saludan desde el fondo de sus tumbas Al recuerdo lejano.

Al despertar de aquel supremo instante De letargo sombrío, La noche de la ausencia desplegaba Su impenetrable velo, Sus sombras sin estrellas, Su atmósfera de hielo...
Esa odiosa cegucz en que el ausente
Proscrito del cariño,
Cumple con su destierro, suspirando
Por sus recuerdos vírgenes de niño;
Ese inmenso dolor que hace del alma
En el terrible y solitario viaje,
Un árido desierto
En donde es un miraje cada punto
Y en donde es un amor cada miraje...

Y así de la ampolleta de mi vida
Se deslizaban las eternas horas
Sobre mi frente mustia y abatida,
Sonando al extenderse en lontananza,
Como una dulce estrofa desprendida
Del arpa celestial de la esperanza;
Así, cuando una vez, en el instante
En que la blanca flor de mi delirio
Desplegaba en los aires su capullo;
Cuando mi muerta fe se estremecía
Bajo sus ropas fúnebres de duelo,
Al ver flotando en el azul del cielo
El alma de mi hogar sobre la mía;
Cuando iba ya á sonar para mis ojos

La última hora de llanto,
Y se cambiaba en música de salve
La música elegiaca de mi canto;
Mi corazón como la flor marchita
Que se abre á las sonrisas de la aurora
Esperando la vida de sus rayos,
También se abrió. . para plegar su broche,
Á las caricias del amor abierto,
Encerrando en el fondo de su noche
Las caricias de un muerto!...

En el espacio blanco y encendido
Por los trémulos rayos de la luna,
Yo ví asomar su sombra...
La gasa del sepulcro lo envolvía
Con sus espesos pliegues...
En su frente espectral se dibujaba
Una aureola de angustia, lo que dijo
Se perdió en la región donde flotaba...
Su mano me bendijo...
Su pecho sollozaba...
La sombra se elevó como la niebla
Que en la mañana se alza de los campos;
Cerré los ojos suspirando, y luego...
Oí un adiós en la profunda calma

De aquella inmensidad muda y tranquila, Y al levantar de nuevo la pupila ¡El cielo estaba negro como mi alma!

En el reloj terrible Donde cada dolor marca su instante, El destino inflexible Señalaba la cifra palpitante De aquella hora imposible: Hora triste en que el íntimo santuario De mis sueños de gloria, Vió su altar solitario. Convertido su sol en tenebrario. Y su culto en memoria... Hora negra en que la urna consagrada Para envolverte, ¡oh, padre! Del cariño en la esencia perfumada, Fué un sepulcro sombrio Donde sólo dejaste tu recuerdo Para hacer más inmenso su vacío.

¡Padre... perdón porque te amaba tanto, Que en el orgullo de mi amor creía Darte en él un escudo! ¡ Perdón porque luché contra la suerte, Y desprenderme de tus brazos pudo! ¡ Perdón porque á tu muerte Le arrebaté mis últimas caricias Y te dejé morir sin que rompiendo Mi alma los densos nublos de la ausencia, Fuera á unirse en un beso con la tuya Y á escuchar tu postrera confidencia!

Sobre la blanca cuna en que de niño
Me adurmieron los cantos de la noche,
El cielo azul flotaba,
Y siempre que mis parpados se abrian,
Siempre hallé en ese cielo dos estrellas
Que al verme desde allí se sonreian;
Mañana que mis ojos
Se alcen de nuevo hacia el espacio umbrío
Que se mece fugaz sobre mi cuna,
Tú sabes, padre mío,
Que sobre aquella cuna hay un vacio,
Que de esas dos estrellas me falta una.

Caíste... de los libros de la noche Yo no tengo la ciencia ni la clave; En la tumba en que duermes
Yo no sé si el amor tiene cabida...
Yo no sé si el sepulcro
Puede amar á la vida;
Pero en la densa oscuridad que envuelve
Mi corazón para sufrir cobarde,
Yo sé que existe el germen de una hoguera
Que á tu memoria se estremece y arde...
Yo sé que es el más dulce de los nombres
El nombre que te doy cuando te llamo,
Y que en la religión de mis recuerdos
Tú eres el dios que amo.

Caíste... de tu abismo impenetrable La helada niebla arroja Su negra proyección sobre mi frente, Crepúsculo que avanza Derramando en el aire trasparente Las sombras de una noche sin oriente Y el capuz de un dolor sin esperanza.

Padre... duérmete... mi alma estremecida Te manda su cantar y sus adioses; Vuela hacia tí, y flotando Sobre la piedra fúnebre que sella Tu huesa solitaria, Mi amor la enciende, y sobre tí, sobre ella, En la noche sin fin de tu sepulcro Mi alma será una estrella.

1871

## A LAURA

Yalor para romper el yugo necio De las preocupaciones de la tierra.

Quien sabe responder con el desprecio À los que, amigos del anacronismo, Defienden el pasado á cualquier precio.

Quien sacudiendo todo despotismo Á ninguno somete su conciencia Y se basta al pensar consigo mismo. \*

Quien no busca más luz en la existencia Que la luz que desprende de su foco El sol de la verdad y la experiencia.

> \* • \*

Quien ha sabido en este mundo loco Encontrar el disfraz más conveniente Para encubrir de nuestro sér lo poco.

\* \*

Quien al amor de su entusiasmo siente Que algo como una luz desconocida Baja á imprimir un ósculo en su frente.

> \* \* \*

Quien tiene un corazón en donde anida El genio á cuya voz se cubre en flores La paramal tristeza de la vida;

\* \*

Y un ser al que combaten los dolores Y esa noble ambición que pertenece Al mundo de las almas superiores;

\* \*

Culpable es, y su lira no merece Si debiendo cantar, rompe su lira Y silencioso y mudo permanece.

\* \*

Porque es una tristísima mentira Ver callado al zentzontle y apagado El tibio sol que en nuestro cielo gira;



Ó ver el broche de la flor cerrado Cuando la blanca luz de la mañana Derrama sus caricias en el prado. Que indigno es de la gloria soberana, Quien siendo libre para alzar el vuelo, Al ensayar el vuelo se amilana.

Y tú, que alientas ese noble anhelo, Mal harás si hasta el cielo no te elevas Para arrancar una corona al cielo...

Álzate, pues, si en tu interior aun llevas El germen de ese afán que pensar te hace En nuevos goces y delicias nuevas.

Sueña ya que soñar te satisface Y que es para tu pecho una alegría Cada ilusión que en tu cerebro nace \* \*

Forja un mundo en tu ardiente fantasía Ya que encuentras placer y te recreas En vivir delirando noche y día.

\*

Alcanza hasta la cima que deseas, Mas cuando bajes de esa cima al mundo Refiérenos al menos lo que veas.

\*

Pues será un egoísmo sin segundo, Que quien sabe sentir como tú sientes Se envuelva en un silencio tan profundo



Haz inclinar ante tu voz las frentes, Y que resuene á tu canción unido El general aplauso de las gentes. \*

Que tu nombre do quiera repetido, Resplandeciente en sus laureles sea Quien salve tu memoria del olvido;

٠,

Y que la tierra en tus pupilas lea La leyenda de una alma consagrad: Al sacerdocio augusto de la idea.

\*

Sí, Laura... que tus labios de inspirada Nos repitan la queja misteriosa Que te dice la alondra enamorada;

\*•

Que tu lira tranquila y armoniosa Nos haga conocer lo que murmura Cuando entreabre sus pétalos la rosa; Que oigamos en tu acento la tristura De la paloma que se oculta y canta Desde el fondo sin luz de la espesura;

Ó bien el grito que en su ardor levanta El soldado del pueblo, que á la muerte Envuelto en su bandera se adelanta.

Sí, Laura... que tu espíritu despierte Para cumplir con su misión sublime, Y que hallemos en tí á la mujer fuerte Que del oscurantismo se redime

# ISALVE!

#### EN UNOS PREMIOS

De ensueños y de piacer, Vienes, juventud querida, Á palpar estremecida Tus ilusiones de ayer.

Hoy que la gloria sonriente Que con sus gracias te atrajo, Te acaricia dulcemente, Ciñendo sobre tu frente Las coronas del trabajo.

Hoy que á la luz que destella La estrella de la victoria Sobre tu empezada huella, Ves surgir al cabo de ella Todo un porvenir de gloria;

Gózate mientras agite Tu noble alma la emoción, Y entre tus goces, permite Que á tus plantas deposite Mi lira y mi corazón.

Y mañana que á seguir Tus pasos vuelvas triunfante, Recuerda hasta sucumbir Que el lema del porvenir Es marchar siempre adelante.

Y graba en tu pensamiento Si tu valor se rebaja Porque se agote tu aliento, Que en el taller del talento Quien triunfa es el que trabaja.

## GRACIAS

Tí, niña, la voz del sentimiento, La palabra dulcísima y serena... Que me has hecho, al arrullo de tu acento, Olvidar este eterno sufrimiento Al que Dios ó la suerte me condena. ¡ A tí... la blanca estrella á la que debo La luz de un ravo de ilusión y calma, Yo que hace tanto tiempo que no llevo Más que luto y tinieblas en el alma! A tí... la que te llamas mensajera De un porvenir de ensueños y de gloria Que mi espíritu muerto ya no espera... La dulce golondrina, la que me hablas De una mañana y de una primavera, En medio de estas brumas invernales. Y en medio de estos ásperos breñales Que ya no brotan ni una flor siquiera.

¡Gracias...! si tú no sabes ni adivinas La suprema ventura que se siente Cuando de la corona de la frente Viene alguien á quitarnos las espinas; Si ignoras lo que vale Una frase de amor y de consuelo Para aquel que suspira sin un cielo Que guarde el ¡ay! que de su pecho sale; Yo no, que acostumbrado Á llorar mis dolores siempre solo Y en el fondo de mi alma retirado, Yo, niña, he comprendido que no hay queja Como la queja que respuesta no halla, Que no hay pesar como el pesar oculto, Que no hay dolor como el dolor que calla, Y que triste el llorar, agobia menos La calcinante lágrima que rueda, Cuando una mano cariñosa enjuga La que temblando en las pestañas queda. ; Sí, niña! desde ahora Ya ai sufrimiento no seré cobarde Ni me hará estremecer aterradora La llegada tristísima de esa hora Que empieza en las tinieblas de la tarde; Te tengo á tí... la que á mi lado vienes Cuando el consuelo de tu voz reclamo...

La que me das tus brazos y tu abrigo, La que sufres conmigo si yo sufro, La que al verme llorar lloras conmigo... ¡Gracias! y si algun día, Cuando tu pecho al desengaño abras, Llegas á padecer esta agonía Y esta negra y letal melancolía Que tanto han endulzado tus palabras; Si alguna vez te miras en el mundo Sola y abandonada á tu congoja, Sin encontrar en tu dolor profundo Quien tus calladas lágrimas recoja; Llámame entonces, y á tu blando lecho, Mientras que tú dormitas y descansas Yo iré á velar tranquilo y satisfecho Y á encender en el fondo de tu pecho La estrella de las dulces esperanzas; Llámame... y cuando en vano Tiendas la vista en tu redor sombrío, Yo iré à llevarte en el consuelo mío Los besos y el cariño de un hermano.

## POR ESO

Porque eres buena, inocente Como un sueño de doncella. Porque eres cándida y bella Como un nectario naciente,

Porque en tus ojos asoma Con un dulcísimo encanto, Todo lo hermoso y lo santo Del alma de una paloma,

Porque eres toda una esencia De castidad y consuelo, Porque tu alma es todo un cielo De ternura y de inocencia,

Porque al sol de tus virtudes Se mira en tí realizado El ideal vago y soñado De todas las juventudes;

Por eso, niña hechicera, Te adoro en mi loco exceso; Por eso te amo y por eso Te he dado mi vida entera;

Por eso á tu luz se inspira La fe de mi amor sublime; ¡Por eso solloza y gime Como un corazón mi lira!

Por eso cuando te evoca Mi afán en tus embelesos, Siento que un mundo de besos Palpita sobre mi boca;

Y por eso entre la calma De mi existencia sombría, Mi amor no anhela más día Que el que una mi alma con tu alma.

## MISTERIO

S I tu alma pura es un broche Que para abrirse á la vida Quiere la calma adormida De las sombras de la noche.

Si buscas como un abrigo Lo más tranquilo y espeso, Para que tu alma y tu beso Se encuentren sólo conmigo.

Y si temiendo en tus huellas Testigos de tus amores, No quieres ver más que flores, Más que montañas y estrellas;

Yo sé muchas grutas, y una Donde podrás en tu anhelo,



Ver un pedazo de cielo Cuando aparezca la luna,

Donde á tu tímido oído No llegarán otros sones Que las tranquilas canciones De algún ruiseñor perdido.

Donde á tu mágico acento Y estremecido y de hinojos, Veré abrirse ante mis ojos Los mundos del sentimiento.

Y donde tu alma y la mía, Como una sola estrechadas, Se adormirán embriagadas De amor y melancolía.

Ven à esa gruta, y en ella Yo te diré mis desvelos, Hasta que se hunda en los cielos La luz de la última estrella,

Y antes que el ave temprana Su alegre vuelo levante Y entre los álamos cante La vuelta de la mañana,

Yo te volveré al abrigo De tu estancia encantadora, Donde al recuerdo de esa hora Vendrás á soñar conmigo...

Mientras que yo en el exceso De la pasión que me inspiras Iré á soñar que me miras, É iré á soñar que te beso.

# **ESPERANZA**

I alma, la pobre mártir
De mis ensueños dulces y queridos,
La viajera del cielo, que caminas
Con la luz de un delirio ante los ojos,
No encontrando á tu paso mas que abrojos
Ni sintiendo en tu frente mas que espinas;
Sacude y deja el luto
Con que la sombra del dolor te envuelve,
Y olvidando el gemir de tus cantares
Deja la tumba y á la vida vuelve.

Depón y arroja el duelo
De tu tristeza funeral y yerta,
Y ante la luz que asoma por el cielo
En su rayo de amor y de consuelo
Saluda al porvenir que te despierta.

Trasforma en sol la luna
De tus noches eternas y sombrías;
Renueva las sonrisas que en la cuna
Para hablar con los ángeles tenías;
Y abrigando otra vez bajo tu cielo,
De tus horas de niña la confianza,
Diles tu último adiós á los dolores,
Y engalana de nuevo con tus flores
Las ruinas del altar de tu esperanza.

Ya es hora de que altivas
Tus alas surquen el azul como antes;
Ya es hora de que vivas,
Ya es hora de que cantes;
Ya es hora de que enciendas en el ara
La blanca luz le las antorchas muertas,
Y de que abra; tu templo á la que viene
En nombre del amor ante sus puertas.

Bajo el espeso y pálido nublado

Que enluta de tu frente la agonía,
Aun te es dado que sueñes, y aun te es dado
Vivir para tus sueños todavía...
Te lo dice su voz, la de aquel ángel

Cuya memoria celestial y blanca
Es el solo entre todos tus recuerdos
Que ni quejas ni lágrimas te arranca...
Su voz dulce y bendita
Que cuando tu dolor aun era niño,
Bajaba entre tus cánticos de muerte,
Mensajera de amor á prometerte
La redención augusta del cariño...

Y yo la he visto, ¡mi alma! desgarrando Del manto de la bruma el negro broche Y encendiendo á la luz de su mirada, Esas dulces estrellas de la noche Que anuncian la alborada... Yo he sentido el perfume voluptuoso Del crespón virginal que la envolvía, Y he sentido sus besos, y he sentido Que al acercarse á mí se estremecía...

¡Sí, mi pobre cadáver, desenvuelve Los pliegues del sudario que te cubre Levántate, y no caves Tu propia tumba en un dolor everno!... La vuelta de las aves

6.

Te anuncia ya que terminó el invierno; Saluda al sol querido Que en el Levante de tu amor asoma, Y ya que tu paloma vuelve al nido, Reconstrúyele el nido á tu paloma.

# RESIGNACIÓN

A....

S in lágrimas, sin quejas, Sin decirlas adiós, sin un sollozo! Cumplamos hasta lo último... la suerte Nos trajo aquí con el objeto mismo, Los dos venimos á enterrar el alma Bajo la losa del escepticismo.

Sin lágrimas... las lágrimas no pueden Devolver á un cadáver la existencia; Que caigan nuestras flores y que rueden, Pero al rodar, siquiera que nos queden Seca la vista y firme la conciencia.

¡Ya lo ves! para tu alma y para mi alma Los espacios y el mundo están desiertos... Los dos hemos concluído, Y de tristeza y aflicción cubiertos, Ya no somos al fin sino dos muertos Que buscan la mortaja del olvido.

Niños v soñadores cuando apenas De dejar acabábamos la cuna, Y nuestras vidas al dolor ajenas Se deslizaban dulces y serenas Como el ala de un cisne en la laguna; Cuando la aurora del primer cariño Aun no asomaba á recoger el velo Que la ignorancia virginal del niño Extiende entre sus párpados y el cielo, Tu alma como la mía, En su reloj adelantando la hora Y en sus tinieblas encendiendo el día, Vieron un panorama que se abría Bajo el beso y la luz de aquella aurora; Y sintiendo al mirar ese paisaje Las alas de un esfuerzo soberano, Temprano las abrimos, y temprano Nos trajeron al término del viaje.

Le dimos á la tierra Los tintes del amor y de la rosa; À nuestro huerto nidos y cantares
À nuestro cielo pájaros y estrellas;
Agotamos las flores del camino
Para formar con ellas
Una corona al ángel del destino...
Y hoy en medio del triste desacuerdo
De tanta flor agonizante ó muerta,
Ya sólo se alza pálida y desierta
La flor envenenada del recuerdo.

Del libro de la vida

La que escribimos hoy es la última hoja...

Cerrémoslo en seguida,

Y en el sepulcro de la fe perdida

Enterremos también nuestra congoja.

Y ya que el cielo nos concede que este
De nuestros males el postrero sea
Para que el alma á descansar se apreste,
Aunque la última lágrima nos cueste
Cumplamos hasta el fin con la tarea.
Y después cuando al ángel del olvido
Hayamos entregado estas cenizas
Que guardan el recuerdo adolorido
De tantas ilusiones hechas trizas
Y de tanto placer desvanecido,

Dejemos los espacios y volvamos Á la tranquila vida de la tierra, Ya que la noche del dolor temprana Se avanza hasta nosotros y nos cierra Los dulces horizontes del mañana.

Dejemos los espacios, ó si quieres Que hagamos, ensayando nuestro aliento, Un nuevo viaje á esa región bendita Cuyo sólo recuerdo resucita Al cadáver del alma al sentimiento. Lancémonos entonces á ese mundo En donde todo es sombras y vacío, Hagamos una luna del recuerdo Si el sol de nuestro amor está ya frio; Volemos si tú quieres, Al fondo de esas mágicas regiones, Y fingiendo esperanzas é ilusiones, Rompamos el sepulcro, y levantando Nuestro atrevido y poderoso vuelo, Formaremos un cielo entre las sombras Y seremos los duendes de ese cielo.

## **EPITALAMIO**

## A MI QUERIDO AMIGO J. M. BANDERA

Pues que en tu cielo aun brilla la luz de la esperanza,
Pues que en tu mundo aun vierte la fe su resplandor,
Poeta, duerme y sueña mientras que tu alma avanza
Por esa blanca huella que te abre en lontananza
La encarnación bendita del ángel de tu amor.

Embriáguete la copa de sueños y ventura Que acerca hasta tus labios su mano virginal, La misma que en tus horas inmensas de amargura Rasgaba de tu noche la negra vestidura Para encender en ella la luz de lo inmortal.

Que lance tu arpa al aire su acento enamorado;
Que tiemble entre sus cuerdas tu ardiente corazón,
Tu afán está cumplido, tu ensueño realizado:
Ya tiene una ave el nido que estaba abandonado,
Ya vuelve al culto el templo cerrado á la ilusión.

Del viaje que á los cielos tu noble fe emprendiera Buscando lo que el mundo jamás te pudo dar, Ceñida de ilusiones ha vuelto la viajera, Trayéndote en sus brazos la dulce compañera Que tanto reclamaban los ecos de tu hogar.

Piadosa de tu luto,
piadosa de tu duelo,
Tendió al oir tus quejas
sus alas hacia aquí...
¡Poeta! dale gracias
y fórmale en tu anhelo,
Un mundo donde acabe
por olvidar el cielo,
El cielo venturoso
que abandonó por tí.

Despiértate á la aurora dichosa de este día
En que por fin acaban tus noches de dolor;
Y en brazos de la virgen que tu ilusión te envía,
Elévate á ese espacio donde alza su armonía
La voz del infinito,
del alma y del amor.

# DOS VÍCTIMAS

Se acuerda usted de Juan? de aquel muchacho
De quien le dije á usted
Que eran aquellos cuadros tan bonitos
Y el paisajito aquél?
¿Si? pues señor, ayer por la mañana
Como á eso de las diez,
Se suicidó por celos de su novia;
¿ Lo pasará usted á creer?
Yo no pude ir á verle porque he estado
Muy malo desde antier;
Pero Antonio, el que en casa de Jacinta
Nos habló aquella vez,
Cuando por poco mata á usted á palos
El papá de Isabel,
Dice que estaba el pobre hecho pedazos

Desde el cuello á los pies,

Con la lengua de tuera y con los ojos Volteados al revés;

Que el pavimento estaba ensangrentado, Manchada la pared,

Y que además del pecho en que tenía Dos heridas ó tres

Se rasgó la garganta y, según dicen, La barriga también.

Juzgando por el dicho de los guardas Y el dueño del hotel.

El arma con que Juan se dió la muerte Fué un tranchete leonés.

El caso es que en la bolsa del chaleco Le hallaron un papel

Que sobre poco más ó menos, dice Lo que va usted á ver:

— Para que á nadie acuse de mi muerte Don Tiburcio Montiel,

Sépase que me mato, porque quiero Dejar de padecer...

Porque ya estoy cansado de esta vida Que tan odiosa me es,

Y porque ya he bebido hasta las heces El cáliz de la hiel.

Mi novia Sinforiana se ha casado Y esto no puede ser... Un desgrand omenos... Pasajero Ruégale à Dios por él...! —

Así dice la carta que yo mismo Ví en "El Siglo" de ayer.

¿ Quién se hubiera pensado hace tres días, Figúrese usted, quién,

Que aquel huero tan gordo y colorado, Que el barbencito aquel,

Tan callado y tan serio, moriría Pocas horas después...?

¿Verdad que nadie? pues él hecho es ese, Así como también

Que la tal Sinforiana ha derramado Mil lágrimas por él,

Pues dice que su esposo el comandante Solamente en un mes,

Le ha dado tres palizas soberanas Sin contar la de ayer;

Que llega por la noche en un estado Incapaz de embriaguez;

Que sin llevarle el diario le está siempre Pidiendo que comer,

Y en fin, que una y mil veces le ha pesado Haberse ido con él.

La pobrecita está tan apurada Que ya no halla que hacer, Y según yo la he visto, apostaría
Doscientos contra cien,

A que si dura, durará á lo mucho
Hasta fines del mes...!

Conclusión — Sinforiana se ha matado.
¿ No se lo dije á usted?

# ENTONCES Y HOY

E se era el cuadro que, al romper la noche,
Sus velos de crespón,
Alumbró, atravesando las ventanas,
La tibia luz del sol:
Un techo que acabada de entreabrirse
Para que entrara Dios,
Una lámpara pálida y humeante
Brillando en un rincón.
Y entre las almas de los dos esposos,
Como un lazo de amor,
Una cuna de mimbres con un niño
Recién nacido... ¡yo!
Posadas sobre la áspera cornisa
Todas de dos en dos;
Las golondrinas junto al pardo nido
Lanzaban su canción.

En tanto que á la puerta de sus jaulas Temblando de dolor,

Mezclaban la torcaza y los zentzontlis Sus trinos y su voz.

La madreselva alzando entre las rejas Su tallo trepador,

Enlazaba sus ramas y sus hojas En grata confusión,

Formando un cortinaje en el que había

Por cada hoja una flor, En cada flor una gotita de agua,

Y en cada gota un sol,

Reflejo del dulcísimo de entonces Y del doliente de hoy.

Mi madre, la que vive todavía
Puesto que vivo yo,

Me arrullaba en sus brazos suspirando De dicha y de emoción,

Mientras mi padre en el sencillo exceso

De su infinito amor, Me daba las caricias que más tarde

La ausencia me robó,

Y que à la tumba en donde duerme ahora

Á pagarle aun no voy...

Forma querida del amante ensueño Que embriagaba á los dos, Yo era en aquel hogar y en aquel día
De encanto y bendición,
Para mi cuna blanca, un inocente,
Para el mundo un dolor,
Y para aquellos corazones buenos
¡ Un tercer corazón!...
De aquellas horas bendecidas, hace

De aquellas horas bendecidas, hace Veintitres años hoy...

Y de aquella mañana á esta mañana, De aquel sol á este sol,

Mi hogar se ha retirado de mis ojos, Se ha hundido mi ilusión,

Y la que tiene al cielo entre sus brazos, La madre de mi amor,

Ni viene á despertarme en las mañanas Ni está donde yo estoy;

Y en vano trato de que mi arpa rota Module una canción,

Y en vano de que el llanto y sus sollozos Dejen de ahogar mi voz...

Que solo y frente á todos los recuerdos De aquel tiempo que huyó,

Mi alma es un santuario en cuyas ruinas Sin lámpara y sin Dios,

Evoco á la esperanza, y la esperanza Penetra en su interior, Como en el fondo de un sepulcro antiguo Las miradas del sol...

\* \*

Bajo el cielo que extiende la existencia

De la cuna al panteón,

En cada corazón palpita un mundo,

Y en cada amor un sol...

Bajo el cielo nublado de mi vida

Donde esa luz murió,

¿ Qué hará este mundo de los sueños mios?

¿ Qué hará mi corazón?

# AL POETA MÁRTIR

JUAN DÍAZ COVARRUBIAS

I

oy que de cada laúd
Se eleva un canto á tu muerte,
Con la que supiste hacerte
Un altar del ataúd;
Unido á esa juventud
Que tu historia viene á hojear,
Mientras ella alza el cantar
Que en su pecho haces nacer,
Yo también quiero poner
Mi ofrenda sobre tu altar.

II

En la tumba donde flota Tu sombra augusta y queri da Descansa muda y dormida La lira de tu alma, rota... De sus cuerdas ya no brota Ni la patria ni el amor; Pero en medio del dolor Que sobre tu losa gime Ese silencio sublime, Ese es tu canto mejor.

### III

Ese es el que se levanta
De la arpa del patriotismo;
Ese silencio es lo mismo
Que la libertad que canta;
Pues en esa lucha santa
En que te hirió el retroceso,
Al sucumbir bajo el peso
De la que nada respeta,
Sobre el cadáver del poeta
Se alzó cantando el progreso.

#### IV

Un monstruo cuya memoria Casi en lo espantoso raya, El que subió en Tacubaya
Al cadalso de la historia,
Sacrificando tu gloria
Creyó su triunfo más cierto,
Sin ver en su desacierto
Y en su crueldad olvidando,
Que un labio abierto y cantando
Habla menos que el de un muerto.

#### V

De tu existencia temprana Tronchó la flor en capullo, Matando en ella al orgullo De la lira americana. Tu inspiración soberana Rodó ante su infamia vil; Pero tu pluma gentil Antes de romper su vuelo, Tomó por página el cielo Y escribió el once de Abril.

### VI

La patria á quien en tributo Tu santa vida ofreciste, La patria llora y se viste
Por tu memoria, de luto...
Y arrancando el mejor fruto
De su glorioso vergel,
Te erige un altar y en él
Corona tu aliento noble
Con la recompensa doble
De la palma y el laurel.

#### VII

Si tu afán era subir Y alzarte hasta el infinito, Ansiando dejar escrito Tu nombre en el porvenir; Bien puedes en paz dormir Bajo tu sepulcro, inerte: Mientras que la patria al verte Contempla enorgullecida, Que si fué hermosa tu vida, Fué más hermosa tu muerte.

## SONETO

#### A MI QUERIDO AMIGO Y MAESTRO MANUEL DOMÍNGUEZ

S ABIENDO como sé, que en esta vida Todo es llanto, tristeza y amargura, Y que no hay ni siquiera una criatura Que no lamente una ilusión perdida.

Sabiendo que la dicha apetecida Es la sombra y no más de una impostura, Y que la sóla aspiración segura Es la que al sueño eterno nos convida:

Mi voz no puede levantar su acento Para desearte à más de los que tienes, Otros años de lucha parabienes; Pero mi voz te da sus parabienes Porque sé que hasta el último momento Brillará la honradez sobre tus sienes.

### HIMNO

### A LA SOCIEDAD FILOIATRICA

### CORO

hoy es la luz del día,
La misma de aquel día
que nos sintió vivir,
Cuando era nuestra gloria
la niña que nacía,
Cuando era el sol'la ciencia,
y el cielo el porvenir.

T

Viajeros de la gloria, que en fe de vuestra creencia Buscáis donde á la ciencia rendir adoración, Ni os hace falta un templo teniendo la conciencia, Ni os hace falta una arpa teniendo el corazón.

II

Que libres y tranquilos
se mezclan en el viento
La tímida violeta
y el pálido azahar;
Teniendo en vuestras almas
las flores del talento
Ningunas son más propias
ni dignas de su altar.

III

Para esa nueva Vesta
que exige del que la ama
Velar constantemente
de su ara junto al pie,
¡ Ni antorchas ni perfumes...!
soplad sobre la llama,

Y que jamás se extinga la luz de vuestra fe.

IV

Así es como á la ciencia
se deben los cantares;
Así es como á la ciencia
se debe la ovación;
Cambiando para el culto
del mundo en sus altares,
Al hombre en sacerdote,
Y al libro en oración

## ANTE UN CADÁVER

bien! aquí estás ya... sobre la plancha Donde el gran horizonte de la ciencia La extensión de sus limites ensancha.

Aquí donde la rígida experiencia Viene á dictar las leyes superiores Á que está sometida la existencia.

Aquí donde derrama sus fulgores Ese astro à cuya luz desaparece La distinción de esclavos y señores.

Aquí donde la fábula enmudece Y la voz de los hechos se levanta Y la superstición se desvanece. Aquí donde la ciencia se adelanta Á leer la solución de ese problema Cuyo sólo enunciado nos espanta.

Ella que tiene la razón por lema Y que en tus labios escuchar ansía La augusta voz de la verdad suprema.

Aquí estás ya... tras de la lucha impía En que romper al cabo conseguiste La cárcel que al dolor te retenía.

La luz de tus pupilas ya no existe, Tu máquina vital descansa inerte Y á cumplir con su objeto se resiste.

¡Miseria y nada más! dirán al verte Los que creen que el imperio de la vida Acaba donde empieza el de la muerte.

Y suponiendo tu misión cumplida Se acercarán á tí, y en su mirada Te mandarán la eterna despedida. Pero, ¡no!... tu misión no está acabada, Que ni es la nada el punto en que nacemos Ni el punto en que morimos es la nada.

Círculo es la existencia, y mal hacemos Cuando al querer medirla le asignamos La cuna y el sepulcro por extremos.

La madre es sólo el molde en que tomamos Nuestra forma, la forma pasajera Con que la ingrata vida atravesamos.

Pero ni es esa forma la primera Que nuestro sér reviste, ni tampoco Será su última forma cuando muera.

Tu sin aliento ya, dentro de poco Volverás á la tierra y á su seno Que es de la vida universal el foco.

Y allí, á la vida en apariencia ajeno, El poder de la lluvia y del verano Fecundará de gérmenes tu cieno. Y al ascender de la raíz al grano. Irás del vegetal á ser testigo En el laboratorio soberano.

Tal vez para volver cambiado en trigo Al triste hogar donde la triste esposa Sin encontrar un pan sueña contigo.

En tanto que las grietas de tu fosa Verán alzarse de su fondo abierto La larva convertida en mariposa,

Que en los ensayos de su vuelo incierto, Irá al lecho infeliz de tus amores A llevarle tus ósculos de muerto.

Y en medio de esos cambios interiores Tu cráneo lleno de una nueva vida, En vez de pensamientos dará flores,

En cuyo cáliz brillará escondida La lágrima, tal vez, con que tu amada Acompañó el adiós de tu partida. La tumba es el final de la jornada, Porque en la tumba es donde queda muerta La llama en nuestro espíritu encerrada.

Pero en esa mansión á cuya puerta Se extingue nuestro aliento, hay otro aliento Que de nuevo á la vida nos despierta.

Allí acaba la fuerza y el talento, Allí acaban los goces y los males, Allí acaban la fe y el sentimiento.

Allí acaban los lazos terrenales, Y mezclados el sabio y el idiota Se hunden en la región de los iguales.

Pero allí donde el ánimo se agota Y perece la máquina, allí mismo El sér que muere es otro sér que brota.

El poderoso y fecundante abismo, Del antiguo organismo se apodera Y forma y hace de él otro organismo. Abandona á la historia justiciera Un nombre sin cuidarse, indiferente, De que ese nombre se eternice ó muera.

El recoje la masa únicamente, Y cambiando las formas y el objeto Se encarga de que viva eternamente,

La tumba sólo guarda un esqueleto, Mas la vida en su bóveda mortuoria Prosigue alimentándose en secreto.

Que al fin de esta existencia transitoria Á la que tanto nuestro afán se adhiere, La materia, inmortal como la gloria, Cambia de formas; pero nunca muere.

## LA FELICIDAD

N cielo azul, dos estrellas
Brillando en la inmensidad;
Un pájaro enamorado
Cantando en el florestal;
Por ambiente los aromas
Del jazmín y el azahar;
Junto á nosotros el agua
Brotando del manantial:
Nuestros corazones cerca,
Nuestros labios mucho más,
Tú levantándote al cielo
Y yo siguiéndote allá,
Ese es el amor, mi vida,
¡Esa es la felicidad...!

Cruzar con las mismas alas Los mundos de lo ideal; Apurar todos los goces,
Y todo el bien apurar;
De los sueños y la dicha
Volver á la realidad,
Despertando entre las flores
De un césped primaveral;
Los dos mirándonos mucho,
Los dos besándonos más,
Ese es el amor, mi vida,
¡Esa es la felicidad...!

#### ODA

## ANTE EL CADÁVER DEL DR. JOSÉ B. DE VILLAGRÁN

Es la noche más negra de ese cielo,
Cuando el hombre al morir deja encendida
La luz inmaculada de sus huellas;
Cuando igual á la tarde,
Sucumbe coronándose de estrellas
Y haciendo en su caída
De un astro nuevo aparecer la cuna,
Entonces esa sombra maldecida
Que se alza del abismo de la nada,
Si es la noche en el cielo de la vida,
En el cielo del triunfo es la alborada.

La tumba se convierte En el primer peldaño de esa escala Que los Jacob del genio sueñan tanto; La lira de la muerte En lugar de un gemido ensaya un canto; Y la cripta mortuoria Se cambia ante la losa que la cierra, En la última jornada de la tierra Y en la primera jornada de la gloria.

Allí es donde comienza ese paisaje
Con que á su fe y á su destino fieles,
Deliran en su afán los soñadores;
Donde está la partida de ese viaje
Que tiene por bellísimo miraje
Todo un mundo de palmas y de flores...
Allí es donde el Colón inteligencia,
Divisando en la playa de su anhelo
La santa realidad de su creencia,
Se alza en todo el vigor de su conciencia
Gritando al verla y al tocarla... ¡cielo!

La muerte no es la nada Sino para la chispa transitoria Cuya luz ignorada Pasa, sin alcanzar una mirada De la pupila augusta de la historia; Pero la flor que muero y que se inclina Falta de aliento y de vigor al suelo, Sigue viviendo aún en el mismo ocaso Que de sus ricas galas la despoja, Cuando al rodar del vaso la última hoja Queda su esencia perfumando el vaso.

Tú sucumbiste así; y aunque el abismo Al mundo robe con tu cuerpo un hombre, Tú para el mundo seguirás el mismo Mientras viva el perfume de tu nombre; Por eso el sentimiento Que en torno á este ataúd nos ha reunido, No es el dolor hipócrita que al viento Lanza la inútil queja de un gemido; No es el pesar que apaga su lamento En el silencio ingrato del olvido, Sino el placer que brota y se levanta Sobre la eterna marca de tus huellas, Y que del himno que escribiste en ellas Hace el himno inmortal con que te canta.

Venimos à ceñir sobre tu frente La corona de luz que tú querías; A recoger para tu fe naciente La llama que en tu espíritu escondías...
Y al mundo triste y de dolor cubierto
Que aguarda á que la tumba te devore
Venimos á decirle que no llore,
Venimos á decirle que no has muerto...

Que hoy es cuando tú naces
A la luz de la gloria y de la vida,
Y hoy cuando te despiertas y cuando haces
Tu entrada por la tierra prometida,
Que en vez de ser testigos
De un crepúsculo débil que se apaga,
Los que hoy venimos á entregar un hombre
Al antro de las sombras eternales,
Venimos á encender en su desierto
El sol que se alza de ese libro abierto
Donde quedan tus hechos inmortales.

## AL RUISEÑOR MEJICANO

H uno una selva y un nido Y en ese nido un jilguero Que alegre y estremecido, Tras de un ensueño querido Cruzó por el mundo entero.



Que de su paso en las huellas Sembró sus notas mejores, Y que recogió con ellas Al ir por el cielo, estrellas, Y al ir por el mundo, flores.



Del nido y de la enramada Ninguno la historia sabe; Porque la tierra admirada Dejó esa historia olvidada Por escribir la del ave.



La historia de la que un día, Y al remontarse en su vuelo, Fué para la patria mía La estrella de más valía De todas las de su cielo.



La de aquella á quien el hombre Robara el nombre galano Que no hay á quien no le asombre, Para cambiarlo en el nombre De Ruiseñor mejicano. \* \*

Y de la que al ver perdido Su nido de flores hecho, Halló en su suelo querido En vez de las de su nido Las flores de nuestro pecho.

\*

Su historia... que el pueblo ardiente En su homenaje más justo Viene á adorar reverente Con el laurel esplendente Que hoy ciñe sobre tu busto,

\* \*

Sobre esa piedra bendita Que grande entre las primeras, Es la página en que escrita Leerán tu gloria infinita Las edades venideras; Y que unida á la memoria De tus hechos soberanos, Se alzará como una historia Hablándoles de tu gloria A todos los mejicanos.

Porque al mirar sus destellos Resplandecer de este modo, Bien puede decirse entre ellos Que el nombre tuyo es de aquellos, Que nunca mueren del todo.

## LA VIDA DEL CAMPO

Beatus ille qui procul negotiis...
Horacio.

Fué quien se alzó el primero,
Echando á noramala la cultura
Y hablando de la dicha y la ventura
Que se goza viviendo á lo ranchero;
Yo no sé si el buen vate poseería
Quinta ó hacienda ó lo que allá se estile,
Ni si viviendo en ella se hallaría
Cuando dió en escribir su Beatus ille;
Pero el hecho y el caso
Es que desde él á Rosas,
Sin contar á Fray Luis y á Garcilaso,
No hay poeta que no hable á cada paso

De la vida del campo y de sus cosas; Y tanto de magnífico y de bueno Nos dicen de esa vida, Y tanto nos repiten la escondida Senda y la fruta del cercado ajeno, Que ganas dan de veras De comprar unas buenas chaparreras, De abandonar el fieltro por el ancho, El bastón por la reata, Y adiós diciendo á la ciudad ingrata, Á caballo ó á pie lanzarse á un rancho.

Y como esos señores
Saben decirlo y presentarlo todo
Con ese memodeodo
Exclusivo á los buenos escritores,
De aquí resulta en consecuencia clara,
Que ante cuadros tan bellos y felices,
Más de cuatro lectores
Se quedan con un palmo de narices
Y soñando en rediles y pastores.

De estos cuatro entusiastas, el que menos Es seguro que exclama: "¡Oh! la vida del campo!¡Cuan hermoso Debe de ser en la abrasada siesta Gozar de la frescura v del reposo. Cabe la margen del riachuelo undoso Que corre serpenteando en la floresta!" Ó bien si se halla cerca la señora Con la que piensa dar en el busilis. Y que tiene por fuerza que ser Filis Desde el momento en que entre á labradora, Le dirá: "Por la tarde, Filis mía, Nos iremos al monte, y desde el monte Verás cuán grato es al morir el día El cuadro que presenta el horizonte." Y ésto, que ciertamente Es de una grande y poética belleza, Le parece al señor tan convincente, Que sin andarse en chicas Ni pensarlo primero Se mete de ranchero en la confianza De que el dolor no puede ser ranchero.

¡Ah! ¡si yo refiriera una por una Las víctimas que debe Este error, que en el siglo diez y nueve Va haciéndose tan raro por fortuna! Sin caminar más lejos, Yo que conmigo aun no me reconcilio Por haberme buscado esa desgracia; Yo soy el más completo verbi-gracia De un mártir de su amor por el idilio.

Dióme hace tiempo ya por la manía
De leer y releer cuanto á mis manos
Sobre la vida pastoril caía,
Y tanto dí en pensar noche y día
Sobre los bienes rústicos y urbanos,
Que convencido al fin de que la corte
Sólo es del mal y del dolor la senda,
Exclamé: ¡ que el demonio te soporte...!
Y después de pedir mi pasaporte
Me puse en dirección para una hacienda

Aun no asomaba el rubicundo Febo
Poniendo al universo como nuevo,
Y el saltador y alegre jilguerillo
Aun no alzaba su canto entre las breñas,
Cuando yo y mi tordillo,
Un animal muy bruto por más señas,
Atravesando cerros y asustando
Aquí á un conejo y más allá á una liebre,
Íbamos ya en vereda y caminando
Yo en busca de un hogar y él de un peseure.

Después de una hora larga De correr y correr á la ventura, A despecho y pesar de mi andadura
Que protestaba ya contra la carga,
Más que pesada, dura,
Y más que dura y que pesada, amarga,
Pues era nada menos mi amargura;
Después de una hora impía
De correr y de andar inútilmente,
Sin poder distinguir ni aun vagamente
Las señales de alguna ranchería,
Dimos por fin con una
Donde cansados ya de correr tanto,
Mi animal se alzó y dijo: qué fortuna!
Y yo me bajé y dije: aquí me planto!

Hacerlo, y que tres perros
Se me echaran encima, fué todo uno;
Pero á la voz de alarma,
Salieron de la choza unos pastores,
Y cogiendo unas piedras, que son la arma
De que se valen siempre esos señores,
Á su sola presencia fué acabando
Del canino furor hasta el residuo,
Y yo pude por fin en eco blando
Cantar la instalación de mi individuo.

- ¡Oh habitantes felices

De esta comarca rústica y tranquila...! —
Les dije yo tan luego
Que vi á los canes en lugar seguro.
— Yo vengo aquí tras del feliz sosiego
Que en la alma del labriego
Derrama este aire embalsamado y puro,
Cansado de la vida
Que se lleva en la corte aborrecida;
Yo vengo con el mal que me destroza
Y que gimiendo mi zampoña exhala,
Á que me deis un sitio en vuestra choza,
Media torta de pan... y una zagala. —

Así fué, sobre poco más ó menos,
El pequeño y tristísimo discurso
Que improvisé al mirarme entre el concurso
De aquellos hombres rústicos y buenos;
Y media hora después, una pastora,
No Flérida ni Arminda,
Pero, eso sí, tan linda
Que casi era una chica encantadora,
Se presentó á mi vista completando
Con un trozo de pan que me traía
Las tres cosas aquellas,
Y haciéndome gozar con todas ellas,
De modo que yo dije: aquí es la mía l

Nunca lo hubiera dicho, Ó por mejor decir, no lo hubiera hecho, Pues apenas sintió ella sobre su hombro Un beso que le dí en mi desvario, Cuando con triste asombro, Cayó de mi ilusión sobre el escombro Un bofetón de Dios y Señor mío...

Después de que comí aquel pan amargo Al que hizo más amargo este detalle, De mi fe y de mis creencias en descargo Pronuncié suspirando un sin embargo, Y me puse en camino para el valle... Allí, pensaba yo, mientras seguía El mejor y más cómodo sendero, Allí bajo de un olmo Encontraré un consuelo en mi tristeza, Ya que la pérfida esa A mi pena y dolor ha puesto colmo. Bajo sus verdes y brillantes hojas Iré à llorar la pena que me mata; Y si la muy ingrata Va á reirse aún allí de mis congojas, Pues que en mi tierno y ardoroso ahinco Ni una sonrisa de su amor merezco, Ó le hago comprender lo que padezco,

## O le hago comprender cuántas son cinco!

Pero, señor, en el bendito valle, Como en la alma de un poeta de veinte años, Todo estaba tan seco y tan marchito Como ella á los primeros desengaños, Los árboles sin ramas y sin hojas, La yerba macilenta y amarilla, Y en medio de este cuadro v a lo lejos. Un arroyo estancado, á cuya orilla Rumiaban con afán dos toros viejos. Ante tal panorama, Yo que soñaba coronar mi frente Con las flores cogidas á una rama De las verdes y muchas de la fuente; Yo que soñaba en recrear mi oído Con la canción dulcísima y sabrosa Del tordo filarmónico escondido Cabe las ramas de la selva umbrosa, Me senté sobre el tronco de un encino Y me puse á llorar con tantas ganas, Que los cielos al verme y al oirme Liorar con un dolor tan verdadero, Empezaron también recio y de firme A gemir y á llorar un aguacero.

¡ Ay! cómo, y cómo entonces Extrañé los simones de la plaza, Y cómo fué aquél líquido elemento Que entraba hasta mis huesos poco á poco, El mejor v más sólido argumento Para obligarme á ver que estaba loco. Cuando llegué á la choza, las estrellas Brillaban ya en el éter indeciso, Y en derredor del fuego Que alumbraba muy poco ciertamente, Me hallé con que á la ley de un uso añejo, Pero para ellos bueno y necesario, Bajo la voz de un viejo, un poco viejo, Rezaban todos juntos el rosario. Esto sí no es conmigo, Me dije yo al primer Santa Maria, Viendo que no era aquella la más propia Ocasión de salvarme del infierno; Y encontrando en la fe que mi alma acopia, Que aquella copia era muy mala copia Para darle el valor de un Padre Eterno: Y como el sueño, gente que no reza, Me estaba ya doblando la cabeza Y yo empezaba ya a sentir en mi alma Sus primeras y dulces vaguedades, Me decidí á dormir en santa calma

#### Para acabar con tantas necedades...

El sueño por lo menos
Me hará gozar de la ilusión que ansío —
Pensaba yo temblando
Y estremecido todo por el frío!
— Y como ellos me han puesto en este brete
Que peor no puede ser según barrunto,
Evocaré á Fray Luis y á Navarrete
Y les diré lo que hay sobre el asunto...! —

Y me dormí... pero una santa gota Que cayendo del techo Con una precisión constante y rara, Bajaba desde el techo hasta la cara Para seguir después por todo el pecho, Me obligó á despertar en el instante En que soñaba yo, lleno de galas, Bailar bajo la luz de un sol brillante Entre un grupo magnífico y radiante De blancas y bellísimas zagalas.

¡ Ah! y lo que roncan esas buenas gentes Que á los más fuertes árboles destronçan, Y que hacen tanto ruido con los dientes Que parece mentira lo que roncan:
Nunca me hubiera yo ni sospechado
Ver por aquellos mundos,
Reunidos y durmiendo lado á lado
Tantos bajos profundos...
Así es que hallando aquello peor que el rezo,
Pues era una calumnia contra el arte,
Le dí gracias á Dios, y después de eso,
Me largué con la música á otra parte.

Metido entre un trigal y decidido Á terminar con él lo que era fácil No estando muy crecido, Me encontré al animal de mi caballo Tan dado y atareado en su faena, Que á no ser por un medio Muy usado y común entre animales, Probablemente no hallo otro remedio De sacarlo de aquellos andurriales.

Y aun no asomaba iluminando al mundo La dulce claridad del rubicundo, Y la pastora aquélla Aun no se alzaba á ver la última estrella, Cuanda cansado ya de ser tan loco Y de soñar en lo que ya no pasa, Rompí de mi ilusión las dulces redes Y me volví á la corte y á mi casa, Donde estoy á las órdenes de ustedes.

#### ODA

# LA MEMORIA DEL EMINENTE NATURALISTA EL DOCTOR LEONARDO OLIVA

S I eso fuera verdad, si fuera cierto
Que la última palabra de la vida
Es la palabra débil y no oída
Con que del mundo se despide un muerto,
Si la existencia humana
Sólo durara lo que dura el soplo
Que la alienta y la empuja en su camino,
Y si el límite negro de las tumbas
Fuera el límite impuesto á su destino;
La majestad que su misión encierra
Con su aliento vital se perdería,
Y el cadáver de un sabio no sería
Sino un cadáver más sobre la tierra...

Pero, ¡no! que si el golpe de la muerte Es bastante à doblar bajo su peso Lo mismo que al idiota al varón fuerte, Jamás podrá la tumba Prestarles à los dos la misma talla, Como el destino ciego Jamás podrá bajo su golpe injusto, Igualar à la encina y al arbusto Que ruedan bajo el hacha del labriego.

Los hombres son iguales Ante el abierto fondo de un sepulcro, Porque del hombre en el cadáver frío La creación inmortal no ve ni encuentra, Sino una estatua que al perder la forma Para otra forma en sus talleres entra: Pero allí donde se hunde Todo pie, y enmudece todo labio, Allí donde se pierde y se confunde La huella del idiota y la del sabio. Si la tumba entreabierta Cubre á los dos bajo la misma calma, Y si al cruzar la inmensidad desierta Los dos encuentran la misma puerta Confundiendo en el cielo á una y otra alma; La justiciera historia

Dejando al uno vejetar perdido,
Alza al otro un altar en su memoria,
Marcando entre los dos la diferencia
Que la tierra y el cielo
Borran ante la vida y la creencia,
Y haciendo en el lugar aborrecido
Donde acaba esta vida transitoria,
Algo como otro cielo, de la gloria,
Y algo como otro infierno, del olvido...

Podrá el cincel hebreo Dar à Josué una estatua en sus talleres Y negar esa estatua á Galileo; Pero no podrá hacer que olvide el mundo El robusto y divino e pur si muove De su credo profundo; Que á pesar del fanático sombrío Que en el silencio del dolor lo encierra, Su grito sonará sobre la tierra Mientras ruede la tierra en el vacío... Podrá el templo cristiano Desdeñar para su aire otro perfume, Que el del incienso que en columnas blancas Sobre el dorado vaso se consume; Pero el santuario augusto de la ciencia Jamás tuvo en su altar mejor aroma,

Que en aquel santo día En que era un mundo entero el incensario Y un loco, un pensador, un temerario, Quien aquel incensario le ofrecía.

La ciencia como el cielo
Tiene también sus himnos y sus cantos,
Y lo mismo que Dios, tiene su culto,
Y lo mismo que Dios, tiene sus santos....
En vez de las suntuosas catedrales
Que el suelo cubren con su inmensa mole,
Ella tiene la escuela, donde unidos
Por el amor sagrado de la idea,
Sobre el arpa bendita del santuario
Levantan la oración del pensamiento,
El sabio contemplando el firmamento
Y el niño deletreando el silabario.

Y allí es donde la gloria
Tiene un altar y un busto
Para cada escogido de la historia;
Allí es donde la ciencia
Va á repetir entre el clamor del mundo,
La palabra de luz del moribundo
Que sucumbe en la fe de su conciencia.
Y allí es donde tú vives, varón justo,

Al que ahora bendice en sus altares
La santa voz del porvenir augusto;
El que tu ciencia y tus virtudes premia,
Consagrando á tu ciencia y sus virtudes
Las canciones de todos sus laúdes
En el templo inmortal de la Academia.
Allí será donde tu boca, el libro,
Nos seguirá enseñando las verdades
Que al Universo le arrancó tu aliento;
Y allí donde el progreso agradecido
Cuando la historia de tus hechos abra,
Llegará con tu nombre bendecido
Á tocar á las puertas del olvido
Para hacerte brotar de tu palabra.

### SONETO

Porque dejaste el mundo de dolores Buscando en otro cielo la alegría Que aquí, si nace, sólo dura un día Y eso entre sombras, dudas y temores.

Porque en pos de otro mundo y de otras flores Abandonaste esta región sombría, Donde tu alma gigante se sentía Condenada á continuos sinsabores:

Yo te vengo á decir mi enhorabuena Al mandarte la eterna despedida Que de dolor el corazón me llena; Que aunque cruel y muy triste tu partida, Si la vida á los goces es agena, Mejor es el sepulcro que la vida.

# ADIÓS

4

Después de que el destino
me ha hundido en las congojas
Del árbol que se muere
crujiendo de dolor,
Tronchando una por una
las flores y las hojas
Que al beso de los cielos
brotaron de mi amor.

Después de que mis ramas se han roto bajo el peso De tanta y tanta nieve cayendo sin cesar, Y que mi ardiente savia se ha helado con el beso Que el ángel del invierno me dió al atravesar.

Después.... es necesario
que tú también te alejes
En pos de otras florestas
y de otro cielo en pos;
Que te alces de tu nido,
que te alces y me dejes
Sin escuchar mis ruegos
y sin decirme adiós.

Yo estaba solo y triste cuando la noche te hizo Plegar las blancas alas para acogerte á mí, Y entonces mi ramaje doliente y enfermizo Brotó sus flores todas, y todas para ti.

En ellas te hice el nido
risueño en que dormias

De amor y de ventura
temblando en su vaivén,

Y en él te hallaban siempre
las noches y los días

Feliz con mi cariño
y amándote también...

¡ Ah! nunca en mis delirios
creí que fuera eterno
El sol de aquellas horas
de encanto y frenesí;
Pero jamás tampoco
que el soplo del invierno
Llegara entre tus cantos,
y hallándote tú aquí...

\* \*

Es fuerza que te alejes...
rompiéndome en astillas
Ya siento entre mis ramas
crujir el huracán,
Y heladas y temblando
mis hojas amarillas
Se arrancan y vacilan,
y vuelan y se van...

\* \* \*

Adiós, paloma blanca,
que huyendo de la nieve
Te vas á otras regiones
y dejas tu árbol fiel;
Mañana que termine
mi vida oscura y breve
Ya sólo tus recuerdos
palpitarán sobre él.

\*

Es fuerza que te alejes... del cántico y del nido

Tú sabes bien la historia,
paloma, que te vas...
El nido es el recuerdo
y el cántico el olvido,
Él árbol es el siempre,
y el ave es el jamás.

\* \*

Y ¡adiós! mientras que puedes
oir bajo este cielo
El último ¡ay! del himno
cantado por los dos...
Te vas y ya levantas
el ímpetu y el vuelo,
Te vas y ya me dejas,
paloma, adiós, adiós!

# Á UNA FLOR

UANDO tu broche apenas se entreabria Para aspirar la dicha y el contento, Te doblas ya y cansada y sin aliento, Te entregas al dolor y á la agonía?

¿No ves, acaso, que esa sombra impía Que ennegrece el azul del firmamento Nube es tan sólo que al soplar el viento, Te dejará de nuevo ver el día?...

¡Resucita y levántate!... Aun no llega La hora de que en el fondo de tu broche Des cabida al pesar que te doblega. Injusto para el sol es tu reproche, Que esa sombra que pasa y que te ciega, Es una sombra, pero aun no es la noche.

# ESTA HOJA...

Entre el aplauso fácil é indulgente Con que el primer ensayo se perdona.

Esta hoja de un laurel que aun me emociona Como en aquella noche, dulcemente, Por más que mi razón comprende y siente Que es un laurel que el mérito no abona:

Tú la viste nacer, y dulce y buena Te estremeciste como yo al encanto Que produjo al rodar sobre la escena; Guardala, y de la ausencia en el quebranto, Que te recuerde, de mis besos llena, Al buen amigo que te quiere tanto.

# NADA SOBRE NADA

Poesía leida en la velada literaria que celebro la Sociedad El Porvenir la noche del 3 de Mayo de 1873.

Puesto que así lo han dicho en el programa,
Que rompa yo la bendecida prosa
Que preparado para el caso había,
Y que escriba en vez de ella alguna cosa
Así, que se parezca á una poesía,
Pongámonos al punto
Ya que es forzoso y necesario en obra,
Sin preocuparnos mucho del asunto,
Porque al fin el asunto es lo que sobra.

Así dije, y tomando No el arpa ni la lira, Que la lira y el arpa No pasan hoy de ser una mentira, Sino una pluma de ave
Con la que escribo yo generalmente.
Violenté las arrugas de mi frente
Hasta ponerla cejijunta y grave,
Y pensando en mi novia, en la adorada
Por quien suspiro y lloro sin sosiego,
Mojé mi pluma en el tintero, y luego
Puse estas ocho letras: Á mi amada.

Su retrato, un retrato
Firmado por Valleto y compañía,
Se alzaba junto á mí plácido y grato,
Mostrándome las gracias y recato
Que tanto adornan á la amada mía;
Y como el verlo solo
Basta para que mi alma se emocione,
Que Apolo me perdone
Si dije aquí que me sentí un Apolo.

Ella no es una rosa,
Ni un sér ideal, ni cosa que lo valga
Pero en verso ó en prosa
No seré yo el estúpido que salga
Con que mi novia es fea,
Cuando puedo decir que es muy hermosa
Por más que ni ella misma me lo crea;

Así es que en mi pintura Hecha en rasgos por cierto no muy fieles, Aumenté de tal modo su hermosura Que casi resultaba una figura Digna de ser pintada por Apeles.

Después de dibujarla como he dicho Faltando á la verdad por el capricho, Iba yo á colocar el fondo negro De su alma inexorable y desdeñosa, Cuando al hacerlo me ocurrió una cosa Que hundió mi plan y de lo cual me alegro; Porque en último caso, Como pensaba yo entre las paredes De mi cuarto sombrío, ¿ Qué les importa á ustedes Que mi amada me niegue sus mercedes Ni que yo tenga el corazón vacío? Si mi vida vejeta en la tristeza Y el yugo del dolor ya no soporta, ¿Caeré de referirlo en la simpleza Para que alguien me diga en su franqueza: Si viera usted que à mi nada me importa...?

No de seguro, que antes Prefiero verme loco por tres días, Que imitar á ese eterno Jeremias Que se llama el señor de Caravantes.

Y convencido de ésto, Lo que era conveniente y necesario, Borré el título puesto, Y buscando á mi lira otro pretexto Escribí este otro título: El Santuario.

¡El santuario!... exclamé; pero y ¿qué cosa Puedo decir de nuevo sobre el caso, Cuando en cada volumen de poesías, En versos unos malos y otros buenos Hay diez odas y media por lo menos, Sobre templos, santuarios y abadías? Para entonar sobre ésto mis cantares, Á más de que el asunto vale poco, ¿Qué entiendo yo de claustros ni de altares, Ni qué se yo de sacristán tampoco?

No, en la naturaleza
Hay asuntos mas dignos y mejores
Y más llenos de encanto y de belleza
Y ya que he de escribir, haré una pieza
Que se llamé: Los prados y las flores.

Hablaré de la incauta mariposa
Que en incesante y atrevido vuelo,
Ya abandona la rosa por el cielo
Y ya abandona el cielo por la rosa;
Del insecto pintado y sorprendente
Que de esconderse entre las yerbas trata,
Y de la ave inocente que lo mata,
Lo cual prueba que no es tan inocente;
Hablaré... pero y luego que haya hablado
Sacando á luz al boquirrubio Febo,
Yo pregunto, señor; ¿qué habré ganado
Con tratar lo que todos han tratado,
Si al hacerlo no digo nada nuevo?...

Conque si ésto tampoco es un asunto Digno de preocuparme una sola hora, Dejemos sus inútiles detalles, Ya que no hay ni un señor ni una señora Que no sepan muy bien lo que es la aurora Y lo que son las flores y los valles... Coloquemos á un lado esas materias Que se prestan tan poco para el caso, Y pues ésto se ofrece á cada paso Hablemos de la vida y sus miserias.

Empezaré diciendo desde luego,

Que no hay virtud, creencias ni ilusiones;
Que en criminal y estúpido sosiego
Ya no late la fe en los corazones;
Que el hombre imbécil, á la gloria ciego,
Sólo piensa en el oro y los doblones,
Y concluiré en estilo gemebundo:
Que haya un cadáver más ¿qué importa al mundo?

Y me puse á escribir, y así en efecto,
Lo hice en ciento cincuenta octavas reales,
Cuyo único defecto,
Como se ve por la que dicha queda,
Era que en vez de ser originales
No pasaban de un plagio de Espronceda.
Como era fuerza, las rompí en el acto
Desesperado de mi triste suerte,
Viendo por fin que en esto de poesía
No hay un solo argumento ni una idea
Que no peque de fútil, ó no sea
Tan vieja como el pan de cada día.

En situación tan triste
Y estando la hora ya tan avanzada
¿Qué hago, me dije yo, para salvarme
De este grave y horrible compromiso,
Cuando ningún asunto puede darme

Ni siquiera un adarme
De novedad, de encanto, ó de un hechizo?
¿Hablaré de la mar yo que en mi vida
He viajado tan poco,
Que en materia de charcos sólo he visto
Y eso una vez, el lago de Texcoco?

¿ Hablaré de la guerra y de la gente Que enardecida de las cumbres baja Desafiando al contrario frente á frente, Y habré de convertirme en un valiente Yo que nunca he empuñado una navaja? No, señor, que aunque estudio medicina Y pertenezco á esa importante clase Que no hay pueblo y lugar en que no pase Por ser la más horrible y asesina, Aparte de que en esto hay poco cierto, Como lo prueba y mucho la experiencia, Yo á lo menos hasta hoy, me hallo á cubierto De que se alce la sombra de algún muerto Á turbar la quietud de mi conciencia.

Sobre los libros santos, se podría Con meditar y con plagiar un poco, Arreglar ó escribir una poesía; Pero ni ésto es muy fácil en un día

Ni para hablar sobre ésto estoy tampoco;
Porque en fiestas como ésta
Donde el placer está como en su templo,
Salir con el Diluvio, por ejemplo,
Fuera casi querer aguar la fiesta;
Y como yo no quiero que se diga
Que he venido á tal cosa,
Ya que en mi numen agotado no hallo
Ni el asunto ni el plan á que yo aspiro,
Rompo mi humilde cítara, me callo,
Y con perdón de ustedes me retiro.

# CINCO DE MAYO

T

RES eran, mas la Inglaterra
Volvió á lanzarse á las olas,
Y las naves españolas
Tomaron rumbo á su tierra.
Sólo Francia gritó: "¡Guerra!"
Soñando ¡oh patria! en vencerte,
Y de la infamia y la suerte
Sirviéndose en su provecho,
Se alzó erigiendo en derecho
El derecho del más fuerte.

### H

Sin ver que en lid tan sangrienta Tu brazo era más pequeño, La lid encarnó en su empeño La redención de tu afrenta.
Brotó en luz amarillenta
La llama de sus cañones,
Y el mundo vió á tus legiones
Entrar al combate rudo,
Llevando por solo escudo
Su escudo de corazones.

#### Ш

Y entonces fué cuando al grito Lanzado por tu denuedo, Tembló la Francia de miedo Comprendiendo su delito. Cuando á tu aliento infinito Se oyó la palabra sea, Y cuando al ver la pelea Terrible y desesperada Se alzó en tu mano la espada Y en tu conciencia la idea.

## IV

Desde que ardió en el oriente La luz de ese sol eterno Cuyo rayo puro y tierno Viene á besarte en la frente, Tu bandera independiente Flotaba ya en las montañas, Mientras las huestes extrañas Alzaban la suya airosa, Que se agitaba orgullosa Del brillo de sus hazañas.

#### V

Y llegó la hora, y el cielo
Nublado y oscurecido
Desapareció escondido
Como en los pliegues de un velo.
La muerte tendió su vuelo
Sobre la espantada tierra,
Y entre el francés que se aterra
Y el mejicano iracundo,
Se alzó estremeciendo al mundo
Tu inmenso grito de guerra.

#### VI.

Y allí el francés, el primero De los soldados del orbe, El que en sus glorias absorbe Todas las del mundo entero,
Tres veces pálido y fiero
Se vió á correr obligado,
Frente al pueblo denodado
Que para salvar tu nombre,
Te dió un soldado en cada hombre
¡ Y un héroe en cada soldado!

### VII

¡ Tres veces! y cuando hundida Sintió su fama guerrera, Contemplado su bandera Manchada y escarnecida, La Francia, viendo perdida La ilusión de su victoria, Á despecho de su historia Y á despecho de su anhelo, Vió asomar sobre otro cielo Y en otro mundo la gloria.

### VIII

Que entre la niebla indecisa Que sobre el campo flotaba, Y entre el humo que se alzaba Bajo el paso de la brisa, Su más hermosa sonrisa Fué para tu alma inocente, Su canción más elocuente Para entonarla á tu huella, Y su corona más bella Para ponerla en tu frente.

### IX

¡Sí, patria! desde ese día
Tú no eres ya para el mundo
Lo que en su desdén profundo
La Europa se suponía,
Desde entonces, patria mía,
Has entrado á una nueva era,
La era noble y duradera
De la gloria y del progreso,
Que bajan hoy, como un beso
De amor, sobre tu bandera.

## X

Sobre esa insignia bendita

Que hoy viene à cubrir de flores

La gente que en sus amores

En torno suyo se agita.

La que en la dicha infinita

Con que en tu suelo la clava,

Te jura animosa y brava,

Como ante el francés un día,

Morir por ti, patria mía,

Primero que verte esclava.

# SONETO

## Á MI QUERIDO AMIGO VICENTE FUENTES

H, tú que á la llegada de mi santo
Tu tarjeta y tus plácemes me envías
En prueba de las buenas simpatías
Con que has sabido distinguirme tanto!
¡Oh, tú que en vez de música y de canto,
Y en vez de bandolones y poesías,
Vienes y llegas y me das los días
Con un Vicente Fuentes que da encanto!

Párate, y sabe que, aunque no lo creas, Te he agradecido en mi ánimo infinito El que tan bueno con tu amigo seas; Pero también que sepas necesito Que ya que tantos años me deseas, Debes darme el remedio y el trapito.

## ODA

Leída en la sesión que el Liceo Hidalgo Celebró en honor de Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda.

De la existencia en la medida impía, Cuando la gloria me enseñó tu nombre Yo estaba en el primero todavía.

La pena que del pecho
Hasta el abismo lóbrego desciende,
Y del cadáver de un amor deshecho
Finje flotando en derredor del lecho
La aparición bellísima de un duende;
La sombra á cuyo peso aborrecido
Muere el placer y el alma se acobarda,
Tratando de evocar en el olvido
El recuerdo dulcísimo y querido
De los besos del ángel de la guarda;

Todo eso que en la frente
Deja un sello de luto y desconsuelo,
Cuando en el alma pálida y doliente
No queda ni la fe que es del creyente
La última golondrina que alza el vuelo,
Todo eso que de noche
Baja hasta el corazón como una sombra,
Y que terrible y sin piedad ninguna
Sus ilusiones todas despedaza,
Aun no era sobre el cielo de mi cuna
Ni la pálida nube que importuna
Se levanta enseñando la amenaza.

7

Dichoso con la dulce indiferencia
Del que al amor de su callado asilo
Ha vivido á la luz de la inocencia,
Acostumbrado á ver en la existencia,
La imagen de un azul siempre tranquilo,
Yo entonces ignoraba
Que, más allá de aquel humilde techo
Que sus caricias y su amor me daba,
Clamando al cielo y suspirando en vano
Desde el rincón sin luz de la vigilia,
Hubiera en otro hogar una familia
De la que yo también era un hermano...
Mi amor no sospechaba que existiera

Más ilusión ni cariñoso exceso,
Que la mirada dulce y hechicera
De la santa mujer que la primera
Nos anuncia á la vida con un beso...
Y hasta que al dulce y mágico sonido
Del arpa que temblaba entre tus manos,
Dejé mi rama, abandoné mi nido
Y te seguí hasta ese árbol bendecido
Donde todos los nidos son hermanos,
Fué cuando despertando de la calma
En que flotaba la existencia mía,
Sentí asomar en lo íntimo de mi alma
Algo como la luz de un nuevo día.

Tu voz fué la primera

Que me habló en la dulzura de ese idioma

Que canta como canta la paloma

Y gime como gime la palmera...

Las cuerdas de tu lira,

Como la voz de la primera alondra

Que llama á las demás y las despierta,

Fueron las que al arrullo de tu acento

Sonaron sobre mi alma estremecida,

Como si siendo un pájaro la vida

Quisieran despertarlo al sentimiento...

Tu nombre va ligado en mi cariño Con los recuerdos santos y amorosos De mis tiempos de niño, Con los placeres dulces y sabrosos De esa época sonriente En la que es cada instante una promesa, Y en la que el ángel de la fe aun no besa Las primeras arrugas de la frente; Tu nombre es la memoria Del pueblo v del hogar adonde un día Fué á estremecerme el eco de tu gloria Y el trino arrullador de tu poesía; La evocación de todo lo más santo En medio de mis noches desmavadas, Que aun tiemblan á las dulces campanadas De aquellas horas en que amaba tanto...

Y así, cuando yo supe
Que abandonada á tu dolor morías,
Y que en tu muda y lánguida tristeza
Renunciabas á ver junto á tu lecho,
Quien, al rodar sin vida tu cabeza,
Recogiera el laurel de tu grandeza
Y el último sollozo de tu pecho;
Cuando yo supe que en la huesa insana
Te inclinabas por fin pálida y sola,

Sin que al adiós de tu alma soberana Se enlutara la citara cubana Ni gimiera la citara española; Al darte mis adioses, los adioses De la eterna y postrera despedida, Sentí que algo de triste sollozaba .De mi dolor en el oscuro abismo, Y que tu sombra que flotaba arriba, Al extinguirse y al borrarse se iba Llevándose un pedazo de mí mismo. Y entonces al poder de los recuerdos Borrando la distancia Tendí mis alas hacia el nido blando De los primeros sueños de la infancia; Llegué al rincón modesto Donde tus dulces páginas leía A la fe y al amor siempre dispuesto Y allí de pie frente á la blanca cuna Donde en sus flores me envolvió el destino. Busqué en su fondo alguna Que aun no cerrara su oloroso broche, Y en él hallé dormida Ésta con la que el alma agradecida Viene á aromar las sombras de esta noche

Deuda que en mi cariño

Contraje desde niño con tu nombre, Esta flor es el cántico del niño Mezclada con las lágrimas del hombre; Esta flor es el fruto de aquel germen Que derramaste en mi niñez dichosa, Y que al rodar sobre la humilde fosa Donde tus restos duermen, Entre sus piedras ásperas se arraiga Recogiendo su jugo en tus cenizas, Y esperando en su cáliz á que caiga La gota de los cielos que le traiga La esencia y el amor de tus sonrisas.

# Á LA LUNA

AL SR. D. MANUEL J. DOMÍNGUEZ

н luna, blanca luna, Que desde el cielo viertes tus fulgores Á despecho de todos los vapores Con que la negra noche te importuna; Yo sé que al permitirme la confianza De que á abusar cantándote me atrevo, Antes que hablarte de otra cosa debo Darte una explicación de mi tardanza; Pero sabiendo, porque ası lo he visto, No recuerdo en que parte, Que tú eres noble y generosa y buena Con todos los prosélitos del arte, Entre los que me inscribo al protestarte Que nada hay que sin ti valga la pena, Dejo los cumplimientos Y las excusas fútiles y vanas

Á fin de aprovechar estos momentos; Que tú al ver que en mis labios Se agita el estro y mi silencio trunca, Recordarás que el vulgo y aun los sabios Dicen que vale más tarde que nunca.

No, y mira tú: desde hace mucho tiempo Pensaba yo en venir á saludarte, Y hasta recuerdo que salí una noche Sin más objeto que ese; Pero aunque el muy ilustre Ayuntamiento Me hizo creer que en el cielo te hallaría, Tú, que probablemente estabas mala, Te ocultaste y me diste una antesala Que me pesa en el cuerpo todavía.

Esto no te lo digo
Por lanzarte una pulla ni un reproche;
Pero este negro bosque me es testigo
De que no más que por hablar contigo
Me anduve por aquí toda la noche.
Lo mismo que otra vez, ya no recuerdo
Si fué en Abril ó en Mayo... suspirando
Por verte frente á frente
Y á tu lado pasar la noche entera,
De modo y de manera

ıı.

De estar solos y lejos de la gente, Vengo, y tú que sin duda me creíste Algún gemidor de esos Que por que está desesperado y triste Ya quiere que le des un par de besos, No bien tras de estos álamos me viste, Que escondiéndote en medio de las nubes Cerraste tu balcón y te metiste.

Y la verdad que si esta tué tu idea Ante mi aparición inoportuna, Por mi vida te juro y te respondo, Que te llevaste el chasco más redondo Que te has llevado desde que eres luna; Pues aunque ya á mis años Se usa entre los humanos corazones Contar los sufrimientos á montones, Y á montones también los desengaños, Yo que si algo he sufrido De mi existencia en la carrera corta. Tengo la convicción íntima y grande De que á nadie le importa, Porque si sufro no hay quien me lo mande; Si al pisar de la vida los abrojos A verter una lágrima me atrevo, La dejo que se escape de mis ojos

Y al llegar á mis labios me la bebo.

Conque ya verás tú si yo sería Quien suera à molestarte à tales horas. Para llamarte solitaria ó fría. Y cometer así una grosería De esas que no perdonan las señoras; Aparte de que á tí, si no me engaño, Te debe de importar muy poca cosa Oue en la vida enojosa Camine el goce junto con el daño, Así como que al tiempo de las flores Siga el invierno nebuloso y frío, Ó que en las tibias noches del estío Disminuyan de fuerza los calores, Cosa que á muchos saca de su casa Por tener de decirtelo el orgullo, Cuando todo eso en realidad no pasa De ser una verdad de Pero Grullo.

Y sin mentar personas,
Por alli anda la ilustre Avellaneda,
Que en paz duerma en su lecho de coronas,
Que sin mirar que tú, rueda que rueda,
Maldito el caso que del tiempo hacías,
Ella al son de sus mágicos bordones

Te delataba á ese ladrón nefando Que tantos goces con pasar nos roba, Sin oir que su esposo despertando La llamaba en un tono no muy blando Después de registrar toda la alcoba.

Y el sin igual Zorrilla,
El que nos regaló aquel mamarracho
Que yo admiraba tanto de muchacho
Creyéndolo la octava maravilla,
El que con una calma
Cuyo molde es dificil que se encuentre,
Hizo aquí entre otros dramas el del vientre,
Y hasta allá fué á acordarse del del alma.

Y Carpio, el que de turco disfrazado Sufrió tan honda pena Que por poco se arroja al mar salado; Pero que al fin se fué por otro lado Arrastrando el alfanje por la arena.

Y Tagle, el que te hablaba allá en los tiempos De discordias civiles, En que Rocha aun no andaba por el mundo Y en que aun eran de chispa los fusiles, Pues éstos y otros más, si no tan buenos Sí tan desocupados,
Han emprendido de entusiasmo llenos
La imitación de sus antepasados,
Por el placer de repetirte alguna
De esas necias é insulsas tonterías,
Ó porque hechos los tomos de poesías
No faltara en el índice — "Á la luna."

Y si á lo menos fueran pasaderas Las tantas que en tu elogio se han escrito Y cuyas firmas por prudencia callo, Pues señor, con trescientos de á caballo, Muy puesto en su lugar y muy bonito; Pero, nada... que entre esas que no cito Porque no se me diga impertinente, Hay muchas (no agravio la presente) Que son un verdadero gregorito. Lo digo y lo repito, Sí señor que ésta no es una indirecta, Pues aunque salte alguno Que deseando escapar á este reproche, Reclame la palabra y manifieste Cargado de razones y veneno, Que no se puede hacer nada de bueno Sobre un terreno tan vulgar como éste, No habiendo obligación chica ni grande

De escribir sobre tal ó cual materia, Se comprende y se ve muy á las claras Aunque hable de ésta con tan poco aprecio, Que el culpable no es ella si no el necio Oue se mete en camisa de once varas.

¿ Quién obliga á ninguna De las vivientes almas á que escriba, Ni menos á que suba tan arriba Que tenga que escribir sobre la luna...?

Yo mismo, si mañana
À algún crítico ocioso y exigente
Se le diera la gana
De zurrar á esta silva la pavana
Y de hacerlo delante de la gente,
Pues yo mismo, aunque fuera á mi despecho
[No pudiendo olvidarme de que es mía]
Mirando la justicia no tendría
Mas que decir á todo: muy bien hecho.

Y tan es cierto que lo encuentro justo Y que me temo mucho una descarga Por haberme salido con mi gusto, Que con objeto de que el sabio adusto No halle esta silva demasiada larga, Una vez que tú, luna,
No me has de consolar si tal sucede,
Lo cual [aquí en confianza] muy bien puede
Por un capricho cruel de la fortuna,
Bien convencido de que en todo caso
Francos y leales seguiremos siendo
Tan amigos como antes,
Te dejo preparándole á la aurora
El dulce néctar de los nuevos broches
Y sin más que decirte por ahora,
Con el alma, tu humilde servidora,
Me aïegraré que pases buenas noches.

#### EL REO DE MUERTE

AL EMINENTE ACTOR D. JOSÉ VALERO

sa noche, ardiendo el pueblo C De animación y entusiasmo Bajo el influjo sublime De tu genio soberano, Todo era bravos y dianas, Todo era vivas y aplausos, Todo cariño en los ojos, Todo cariño en los labios. Y todo flores, laureles, Admiración y.... entretanto, Allá muy lejos, muy lejos, Sonando lento y pausado, Se alzaba entre las tinieblas Y entre el silencio un cada' Sin otro eco que el lar Del pecho del cond

Que en diálogo con la muerte Velaba en un subterráneo. Aquel cadalso se alzaba Cada vez más y más alto, Como un espectro, sombrío, Como un vampiro, callado, Como una tumba, implacable, Y como un monstruo, inhumano; Se alzaba y sin que ninguno Oyera aquel ruido amargo, Por los sollozos de un hombre Solamente acompañado. La humanidad impasible Bajo su mudo letargo, Miraba crecer y alzarse Las formas de aquel cadalso, Cuando tú, tú que escuchaste Sus ecos tristes y vagos Te levantaste por ella Con la voz del entusiasmo, Y en presencia de aquel pueblo Y en frente de aquel tablado Ceñida con tus laureles La hiciste hablar por tus labios, Salvando ai sol de aquel día Del rubor de aquel cadalso.

• •

Yo no sé si ya habrá muerto Aquel que en su desamparo, Aun más que unos pocos días, Y aun más que unos pocos años, Pudo gozar la dulzura De ver á su hijo en los brazos, Libre del infame nombre De hijo del ajusticiado; Pero yo que desde niño Aprendí lleno de espanto A aborrecer los verdugos Y á maldecir los cadalsos, Dejo á la gloria que entone Para ensalzarte su canto, Y del condenado á muerte Bajo los recuerdos gratos, En nombre suyo, las gracias De la humanidad te mando.

# A JOSEFINA PÉREZ

(EN SU ALBUM)

E N cambio de los cielos
de amor y sentimiento
Que al alma adolorida
abrió tu inspiración,
Y en cambio de las horas
de olvido al sufrimiento
Que á tu arpa dulce y blanda
le debe el corazón.

En cambio, nuestros cantos y todo lo que encierra De bueno y amoroso nuestra alma y nuestro sér... Y en cambio nuestras flores, las flores de esta tierra, Tu nido como alondra, tu altar como mujer.

# A LA EMINENTE ACTRIZ SALVADORA CAYRÓN

S I del boscaje fecundo
No quise flores cortar,
Cuando vi en mi afán profundo
Que al robárselas al mundo
Se las robaba á tu altar;
En mi ansia por tributarte
Mi ofrenda de admiración,
Acudo, señora, á darte,
Si no las flores del arte,
Las flores del corazón.

# ADIÓS Á MÉJICO

Escrita para la Sra. Cayrón y leida por ella en su función de despedida.

Débil contra su cadena,
Frente al deber que lo ordena
Tengo que decirte adiós;

Antes que mi boca se abra Para dar paso á ese acento, La voz de mi sentimiento Quiere hablarte una palabra.

Que muy bien pudiera ser Que cuando de aquí me aleje, Al decirte *adiós*, te deje Para no volverte á ver. Y así entre el mal con que lucho Y que en el dolor me abisma, Yo anhelo que por mí misma Sepas que te quiero mucho.

Que enamorada de ti Desde antes de conocerte, Yo vine solo por verte, Y al verte te puse aqui

Que mi alma reconocida Te adora con loco empeño, Porque tu amor era el sueño Más hermoso de mi vida.

Que del libro de mi historia Te dejo la hoja más bella, Porque en esa hoja destella Tu gloria más que mi gloria.

Que soñaba en no dejarte Si no hasta el postrer momento, Partiendo mi pensamiento Entre tu amor y el del arte. Y que hoy ante esa ilusión Que se borra y se deshace, Siento ¡ay de mí! que se hace Pedazos mi corazón...

Tal vez ya nunca en mi anhelo Podré endulzar mi tristeza Con ver sobre mi cabeza El esplendor de tu cielo.

Tal vez ya nunca á mi oído Resonará en la mañana, La voz del ave temprana Que canta desde su nido.

Y tal vez en los amores Con que te adoro y te admiro, Estas flores que hoy aspiro Serán tus últimas flores.

Pero si afectos tan tiernos Quiere el destino que deje, Y que me aparte y me aleje Para no volver á vernos; Bajo la luz de este día De encanto inefable y puro Al darte mi *adiós* te juro, ¡Oh dulce Méjico mía!

Que si él con sus fuerzas trunca Todos los numanos iazos, Te arrancará de mis brazos Pero de mi pecho, nunca!

# A ASUNCIÓN

#### EN SU ÁLBUM

Metiéndose á envidioso,
Conciba allá en el cielo el mal capricho
De venir por la noche á hacerle el oso
Y en un rapto glorioso
Llevársela de aquí, como le ha dicho
No sé que nigromante misterioso,
No vaya usted por Dios, á hacerle caso
Ni á dar con el tal ángel un mal paso;
Estése usted dormida,
Debajo de las sábanas metida
Y deje usted que la hable
Y que la vuelva á hablar y que se endiable,
Que entonces con un dedo
Puesto sobre otro en cruz, jafuera miedo!
No vaya usté á rendirse

Ante el ruego ó las lágrimas y á irse... Que donde usted nos deje Por seguir en el vuelo á su Tenorio. Después irá á llorar al purgatorio Sin tener quien la mime aunque se queje... Conque mucho cuidado Si siente usted un ángel á su lado. Que vo como su amigo, Con tal que usted, Asunción, me lo permita, Le aconsejo v le digo Que después de Rosario y Margarita No admita usted más ángeles consigo. Estése usted con ellas Compartiendo delicias é ilusiones, Oue rodeada de tales corazones Todas las horas tienen que ser bellas; Viva usted muchos años (Como un humilde criado le diría) Y mañana que sola ó entre extraños Se encuentre por desgracia en este día, Si busca usted una alma que la ame, Llame usted á mi pecho, y con que llame, Si no estoy muerto encontrará la mía.

#### ROMANCERO DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA

#### EL GIRO

I

M EDIO oculta entre la selva
Como un nido entre las ramas,
Y medio hundida en el fondo
Tranquilo de una cañada,
Allá por aquellos tiempos
Hubo en Landín (1) una casa
Que no por ser tan sencilla
Ni de una fecha tan larga,
Era menos pintoresca
Ni tampoco menos blanca.
Sombreaba su puerta un olmo
De hojosas y verdes ramas,

<sup>(1)</sup> Estado de Guanajuato, entre Santa Cruz y Chamacuero.

Punto de citas de todas Las aves de las montañas; Y en uno de sus costados. Brotando límpida y clara, Saltaba entre los terrones Y entre las verbas el agua, De noche siempre tranquila Y eternamente callada. Apenas el sol naciente Filtraba por sus ventanas, Cuando estremeciendo el aire. Sonaban dulces y claras, La voz de una cuna hablando De cuanto los niños hablan: La voz de una madre, rica De sentimientos y de alma, Y la voz de un hombre que era La eterna voz de la patria, Soñando ya con sus glorias Y ya con sus esperanzas. Tez cobriza como aquellos Primeros hijos de Anahuac. Oue tantas veces hicieron Temblar de miedo á la España, Cuando la España atrevida Midió con ellos sus armas:

12.

Fuerte y ágil como todos Los hijos de las montañas; Como un labriego, robusto: Como un patriota, entusiasta; Como un valiente, atrevido, Y como un joven, todo alma, El hombre de aquellas selvas, El hombre de aquella casa, Era el eterno modelo De esas figuras sagradas Que en el altar de los siglos Hacen un Dios de una estatua, Veinticinco años apenas Por ese tiempo contaba, Y de sus nobles heridas La suma aun era más larga, Que no hubo por el Bajío Ningún combate ni hazaña Donde su ardor no estuviera. Donde faltara su lanza. Ni donde al grito de muerte Sus huellas no señalara Con el licor de sus venas Ó el de las venas extrañas. Y allí tranquilo y oculto Su triste vida pasaba,

Lamentando en su impotencia La esclavitud de la patria Oue renunciando á la lucha Renunciaba á la esperanza: Cuando una mañana, á la hora Que el último sueño marca, Despertó, oyendo á lo lejos Un ruido confuso de armas: Y advinando al instante La suerte que le amagaba, Bajó del lecho al influjo De una decisión extraña: Besa en los labios á su hijo. Besa en la frente á su amada. Clava los ojos ardientes En la entreabierta ventana, Y al ver por sus enemigos Ya casi envuelta su casa. Salta á las rocas, y entre ellos Se escapa por la montaña.

#### II

Aun no se alzaba del todo La niebla de la mañana, Y aun no acertaban á darse Cuenta de tamaña audacia Los sitiadores furiosos Que sorprenderle esperaban, Cuando al galope y bajando Camino de la cañada, Vieron venir á lo lejos Un grupo de gente armada, Compuesto de ocho jinetes Y el hombre que los mandaba, En mayor número que ellos Y con superiores armas, Seguros de la victoria Fácil que se les aguarda, Todos empuñan las riendas, Todos afirman la lanza, Todos ven al enemigo Todos miden la distancia, Y en silencio y todos ellos Prontos á ponerse en marcha, Sólo esperan á que llegue La hora de entrar en batalla. Los insurgentes en tanto Viendo las huestes contrarias. Más de coraje la encienden Y más de amor la entusiasman. Y ansiosos de dar su sangre

Por la salud de la patria, Sobre el caballo se inclinan. La floja rienda adelantan, Y fijos los barboquejos Y el sombrero hacia la espalda. Entre la niebla y el polvo Corren, y vuelan y avanzan, Siguiendo entre los peñascos Al hombre de la cañada. Y va los de Bustamante (1) Su primer paso avanzaban, Anhelando en su impaciencia Como acortar la distancia Que la interpuesta colina Con un recodo aumentaba; Cuando de pie en lo más alto De las rocas escarpadas, Vieron alzarse á un jinete Que con voz sonora y clara, - "Yo sov el Giro - les dijo. - Si al Giro es á quien aguardan; Y el que lo busque que venga Si tiene honor y tiene alma,

<sup>(1)</sup> El general D. Anastasio Bustamante, presidente de la Republica, y que en su juventud militó en el ejército realista,

Que á todos espera el Giro Frente á frente y cara á cara." Dijo: v los fieros dragones Al grito de "¡viva España!" Como un solo hombre treparon Hasta donde el Giro estaba Dispuesto como los suyos Á sucumbir por la patria... Y fué la lucha, y terribles Al dar la espantosa carga, Insurgentes y realistas Ardiendo en cólera y rabia, Se entremezclaron sedientos De victoria y de matanza... Ouiso la triste fortuna Favorecer á la España, El brillo de sus fulgores Negándole á nuestras armas, Que ya de los insurgentes Uno tan sólo quedaba A caballo todavía, Pero ya herido y sin armas. Era el Giro, que entre doce Dragones que le rodeaban, Sin rendirse al desaliento Ni inclinarse á la desgracia,

Luchaba y arremetía Contra el que más se acercaba, Convirtiendo á su caballo, À un tiempo en escudo y arma. Por fin un brazo atrevido Clavó en su pecho una lanza, Perder haciéndole el poco Aliento que le quedaba; Pero él aunque ya en el suelo, Con fuerza siempre v con alma, Goge la lanza, del pecho Sin vacilar se la arranca, Y estremecido y al grito De independencia y de patria, De pie sobre los peñascos A sus contrarios aguarda; Y después de herir á todos Los que acercársele ensavan. Hace huir á los restantes Oue ante heroicidad tamaña Se alejan, y desde lejos Lo rematan á pedradas.

#### III

Martir, que toda tu sangre Supiste dar por la patria; Tú, de los desconocidos Que murieron por salvarla, Gracias por tu fortaleza, Por tu sacrificio gracias I

#### CINERARIA

#### ANTE EL CADÁVER DE LA SRA. LUZ PRESA

AMAs pensé al venir á estas regiones Que mis palabras últimas serían Para hablar á un cadáver... Ni nunca que las notas de mi canto Al perderse en los aires sonarían Mezcladas con el eco de mi llanto.

Cuando yo vine aquí, casi acababa
De sentir y estrechar entre mis brazos
Al buen amigo que en su noble empeño,
Soñaba en un laurel para la frente
De la que hoy duerme en el sepulcro el sueño
Que dura y se prolonga eternamente.
Y ese hermano me hablaba del cariño
El más puro entre todos los amores,
Sin penas, sin temores,

Casi volviéndose al hablarme un niño; Y le enviaba conmigo sus recuerdos, Y le enviaba conmigo sus abrazos, Y alegre en el amor en que se ardía, Ni siquiera pensaba en ese instante, Que su madre distante, muy distante, Casi en aquella hora se moría.

Yo también tuve un padre que á la fosa Rodó sin que mis labios lo besaran, Y sé lo que es ese dolor profundo Oue hace una noche eterna de los días Y un desierto tristísimo del mundo. Yo sé que horizonte es el que se cierra Delante del espíritu aterrado. Cuando eleva sus alas de la tierra La que en su pecho maternal encierra Cuanto se alza de bueno á nuestro lado. Yo adivino esa pena, y porque casi Siento la misma angustia que devora Al huérfano infeliz que en su aislamiento Busca á su madre y por su madre llora, Yo le traigo en su nombre mi gemido, Y la eterna promesa de que nunca Caerá sobre esa lápida el olvido. Yo le traigo en su nombre mi lamento.

Yo le traigo en el canto de una lira
Que cuando se habla de la madre tiembla
Y cuando se habla de su amor se inspira,
El adiós que sus labios no lograron
Dejar caer sobre sus ojos yertos
Cuando á la luz del mundo se cerraron
Para abrirse á la sombra de los muertos;
Mi adiós que en momentáneo regocijo
La agitará volviéndola á la vida,
Para que pueda oir la despedida
Con que la vengo á saludar por su hijo.

# Á LA PATRIA

Composición recitada por una niña en Tacubaya de los Mártires, el 16 de setiembre de 1873.)

A NTE el recuerdo bendito
De aquella noche sagrada
En que la patria aherrojada
Rompió al fin su esclavitud;
Ante la dulce memoria
De aquella hora y de aquel día,
Yo siento que en la alma mía
Canta algo como un laúd.

Yo siento que brota en flores El huerto de mi ternura, Que tiembla entre su espesura La estrofa de una canción; Y al sonoroso y ardiente Murmurar de cada nota, Siento algo grande que brota Dentro de mi corazón.

¡Bendita noche de gloria Que así mi espíritu agitas, Bendita entre las benditas Noche de la libertad! Hora de triunfo en que el pueblo Al sol de la independencia, Dejó libre la conciencia Rompiendo la oscuridad.

Yo te amo... y al acercarme Ante este altar de victoria Donde la patria y la historia Contemplan nuestro placer; Yo vengo á unir al tributo Que en darte el pueblo se afana Mi canto de mejicana, Mi corazón de mujer.

### **HIDALGO**

S onaron las campanas de Dolores,
Voz de alarma que el cielo estremecia,
Y en medio de la noche surgió el día
De augusta Libertad con los fulgores.
Temblaron de pavor los opresores,
É Hidalgo audaz al porvenir veía,
Y la patria, la patria que gemía,
Vió sus espinas convertirse en flores.

¡Benditos los recuerdos venerados De aquellos que cifraron sus desvelos En morir por sellar la independencia; Aquellos que vencidos, no humillados, Encontraron el paso hasta los cielos Teniendo por camino su conciencia!

# 15 DE SETIEMBRE

Espués de aquella página sombría
En que trazó la historia los detalles
De aquel horrible día,
Cuando la triste Méxitli veía
Sembradas de cadáveres sus calles;
Después de aquella página de duelo
Por Cuahutemoc escrita ante la historia,
Cuando sintió lo inútil de su anhelo;
Después de aquella página, la gloria
Borrando nuestro cielo en su memoria
No volvió á aparecer en nuestro cielo.

La santa, la querida
Madre de aquellos muertos, vencedores
En su misma caída,
Fué hallada entre ellos, trémula y herida
Por el mayor dolor de los dolores...
En su semblante pálido aun brillaba

De su llanto tristísimo una gota...
A su lado se alzaba
Junto á un laurel una macana rota...
Y abandonada y sola como estaba,
Vencido ya hasta el último patriota,
Al ver sus ojos sin mirada y fijos,
Los españoles la creyeron muerta,
Y del incendio entre la llama incierta
La echaron en la tumba con sus hijos...

Y pasaron cien años y trescientos Sin que á ningún oído Llegaran los tristísimos acentos De su apagado y lúgubre gemido; Cuando una noche un hombre que velaba Soñando en no sé qué grande y augusto Como la misma fe que le inspiraba, Ovó un inmenso grito que le hablaba Desde su alma de justo... — Yo soy — le repetia, Descendiente de aquéllos que en la lucha Sellaron su derrota con la muerte... ¡ Yo soy la queja que ninguno escucha, Yo soy el llanto que ninguno advierte!... Mi fe me ha dicho que tu fuerza es mucha, Que es grande tu virtud y vengo á verte;

Que en el eterno y rudo sufrimiento Con que hace siglos sin cesar batallo, Yo sé que tú has de darme lo que no hallo: Mi madre que está aquí porque la siento.—

Dijo la voz y al santo regocijo

Que el anciano sintió en su omnipotencia,

— Si el indio llora por su madre — dijo,

Yo encontraré una madre para ese hijo,

Y encontró aquella madre en su conciencia.

À esta hora, y en un día
Como éste, en que incensamos su memoria,
Fué cuando aquel anciano lo decía,
Y desde ese momento, patria mía,
Tú sabes bien que el astro de tu gloria
Clavado sobre el libro de tu historia,
No se ha puesto en tus cielos todavía.

À esta hora fué cuando rodó en pedazos La piedra que sellaba aquel sepulcro Donde estuviste como Cristo, muerta Para resucitar al tercer día; À esa hora fué cuando se abrió la puerta De tu hogar, que en su seno te veía Con un supremo miedo en su alegría De que tu aparición no fuera cierta; Y desde ese momento, y desde esa hora, Tranquila y sin temores en tu pecho, Tu sueño se cobija bajo un techo Donde el placer es lo único que llora... Tus hijos ya no gimen Como antes al recuerdo de tu ausencia Ni cadenas hay ya que los lastimen... En sus feraces campos ya no corre La sangre de la lucha y la matanza, Y de la paz entre los goces suaves Bajo un cielo sin sombras ni vapores, Ni se avergüenzan de nacer tus flores, Ni se avergüenzan de cantar tus aves.

Grande eres y á tu paso
Tienes abierto un porvenir de gloria
Con la dulce promesa de la historia
De que para tu sol nunca habrá ocaso...
Por él camina y sigue
De tu lección de ayer con la experiencia;
Trabaja y lucha hasta acabar esa obra
Que empezaste al volver á la existencia,
Que aun hay algo en tus cárceles que sobra,
Y aun hay algo que el vuelo no recobra,
Y aun hay algo de España en tu conciencia.

Yo te vengo á decir que es necesario Matar ya ese recuerdo de los reyes Que escondido tras de un confesonario, Quiere darte otras leyes que tus leyes... Que Dios no vive ahí donde tus hijos Reniegan de tu amor y de tus besos, Que no es el que perdona en el cadalso, Que no es el del altar y el de los rezos; Que Dios es el que vive en tus cabañas, Que Dios es el que vive en tus talleres Y el que se alza presente y encarnado Allí donde sin odio á los deberes Se come por la noche un pan honrado

Yo te vengo á decir que no es preciso Que muera á hierro el que con hierro mate, Que no es con sangre como el siglo quiere Que el pueblo aprenda las lecciones tuyas; Que el siglo quiere que en lugar de templos Le des escuelas y le des ejemplos, Le des un techo y bajo dél lo instruyas.

Así es como en tu frente Podrás al fin ceñirte la corona Que el porvenir te tiene destinada; Él, que conoce tu alma, que adivina En tí á la santa madre del progreso, Y que hoy ante el recuerdo de aquella hora En que uno de sus besos fué la aurora Que surgió de tu noche entre lo espeso, Mientras el pueblo se entusiasma y llora, Te viene á acariciar con otro beso.

## AL MOÑO DE MERCED

M E cuentan que ibas corriendo Como una silfide alada, Cuando de tus blondas trenzas Te lo robaron las auras: No sé yo de tal historia Si es cierta ó es inventada; Pero lo que sé es que ardiendo De amor y de dicha el alma, Traigo tu moño en la bolsa Desde aver por la mañana; Que le he hecho mil caricias Y pienso hacerle otras tantas, Que por ser color de rosa Y por ser tuyo me encanta, Y que por toda la vida Lo guardaré donde se halla, Reunido con un billete

Que compré, de La Esperanza,
Con cosa de diez poesías,
De dos vales y una carta
Que me escribió hace dos meses
La que me dió calabazas.
Aquí lo tengo y á menos
Que deje esta vida amarga,
No abandonaré tu moño,
Dulce cariño del alma,
Ni por lo uno ni por lo otro,
Ni por esto ni por nada,
Que de esa prenda querida
Pienso, Merced adorada,
Hacer el hermoso emblema
De todas mis esperanzas.

# NOCTURNO

A ROSARIO

1

P ues bien! yo necesito
decirte que te adoro,
Decirte que te quiero
con todo el corazón;
Que es mucho lo que surro
que es mucho lo que lloro,
Que ya no puedo tanto
y al grito en que te imploro
Te imploro y te hablo en nombre
de mi última ilusión.

II

Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días Estoy enfermo y pálido
de tanto no dormir;
Que ya se han muerto todas
las esperanzas mías,
Que están mis noches negras,
tan negras y sombrías.
Que ya no sé ni donde
se alzaba el porvenir.

# III

De noche, cuando pongo
mis sienes en la almohada
Y hacia otro mundo quiero
mi espíritu volver,
Camino mucho, mucho,
y al fin de la jornada
Las formas de mi madre
se pierden en la nada
Y tú de nuevo vuelves
en mi alma aparecer.

#### IV

Comprendo que tus besos jamás han de ser míos,

Comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás; Y te amo y en mis locos y ardientes desvaríos Bendigo tus desdenes, adoro tus desvíos, Y en vez de amarte menos te quiero mucho más

#### v

Á veces pienso en darte mi eterna despedida,
Borrarte en mis recuerdos y hundirte en mi pasión;
Mas si es en vano todo y el alma no te olvida,
¡Qué quieres tú que yo haga, pedazo de mi vida,
Qué quieres tú que yo haga con este corazón!

# VI

Y luego que ya estaba concluído tu santuario.

Tu lámpara encendida, tu velo en el altar; El sol de la manaña detrás del campanario, Chispeando las antorchas, humeando el incensario, Y abierta allá á lo Iejos la puerta del hogar...

# VII

¡Qué hermoso hubiera sido
vivir bajo aquel techo,
Los dos unidos siempre
y amándonos los dos;
Tú siempre enamorada,
yo siempre satisfecho,
Los dos una sola alma,
los dos un solo pecho,
Y en medio de nosotros
mi madre como un Dios!

# VIII

¡Figúrate qué hermosas las horas de esa vida! ¡Qué dulce y bello el viaje
por una tierra así!
Y yo soñaba en eso,
mi santa prometida.
Y al delirar en eso
con la alma estremecida,
Pensaba yo en ser bueno
por ti, no más por ti.

# IX

¡Bien sabe Dios que ese era mi más hermoso sueño. Mi afán y mi esperanza; mi dicha y mi placer; Bien sabe Dios que en nada cifraba yo mi empeño, Sino en amarte mucho bajo el hogar risueño Que me envolvió en sus besos cuando me vió nacer!

# X

Esa era mi esperanza... mas ya que á sus fulgores Se opone el hondo abismo
que existe entre los dos,
¡Adiós por la vez última,
amor de mis amores;
La luz de mis tinieblas,
la esencia de mis flores;
Mi lira de poeta,
mi juventud, adiós!

1873

# LAS RUINAS

Á....

I

As nuinas solamente
quedaban del santuario,
Y en medio de las runas
la virgen del altar;
Conmigo llegó un ave,
y en trino dulce y vario
Volando en torno de ella
su acento empezó á alzar.
La virgen era hermosa,
y alzándose á porfía
Las flores se agrupaban
en torno de su sien,
Encima estaba el cielo,
y encima estaba el día,

Y el pájaro, entre tanto, cantaba siempre.... ¿ á quién? Los ojos de la virgen brillaban dulcemente Del astro de los astros al mágico arrebol, Y.... "¡Oh virgen!—dijo el ave— "bendita sea tu frente Puesto que en ella ha hallado como otro cielo el sol. Para ella son los trinos de todos los cantares Que vengo á darte, ¡oh virgen! cada hora matinal; Que rotos y en el polvo tu templo y tus altares, Tu frente aun está viva. tu frente es inmortal!"

#### II

Mañana que las penas y el tiempo hayan destruído El templo en que te adora la ardiente juventud, En medio de las ruinas y en medio del olvido, Tendrás una ave siempre que cante tu virtud.

1873.

# Á UN ARROYO

# A MI HERMANO JUAN DE DIOS PEZA

Cuando todo era flores tu camino, Cuando todo era pájaros tu ambiente, Cediendo de tu curso á la pendiente Todo era en ti tugaz y repentino.

Vino el invierno, con sus nieblas vino El hielo que hoy estanca tu corriente, Y en situación tan triste y diferente Ni aun un pálido sol te da el destino.

Y así es la vida; en incesante vuelo Mientras que todo es ilusión, avanza En sólo una hora cuanto mide un cielo; Y cuando el duelo asoma en lontananza Entonces como tú, cambiada en hielo No puede reflejar ni la esperanza.

1873

# LETRILLA

S i, mi amigo D. Gregorio, Tiene usted mucha razón, Eso mismo que usted dice, Eso mismo digo yo.....

I

Juzga usted que es una plaga, Que es un castigo de Dios, Esa turba de mocosos Sin quehacer ni ocupación, Que á falta de otra han tomado La carrera de escritor; Que si hablan del Nigromante No lo bajan de chambón, Que á Altamirano lo acaban, Que á Peredo le hacen fo, Que á Prieto lo ponen de asco,

Que á Justo lo dejan peor, Y que llevando hasta Europa Su crítica erudición, Destrozan á Víctor Hugo Y á Dumas y á Campoamor, Y á cuantos hallan al paso, Con su hidrofobia feroz: Y agrega üsted que sería Muchisisimo mejor Oue hacerles caso ó echarles Un indigesto sermón, Dejarlos á que los oiga La madre que los parió. Pues si, señor D. Gregorio, Tiene usted mucha razón, Eso mismo que usted dice, Eso mismo digo yo.

# II

Juzga usted que es un espanto Piensa usted que es un horror, Ver tantas composiciones Como se publican hoy, En que después de salirnos El imberbe troyador

Con uno de esos ideales Que ya se hacen de cajón, Muy sonrosados los labios. Muy argentina la voz. Muy los cabellos de seda. (Vaya una trasposición) Y muy llena de desdenes, Que los merece el autor, Termina éste con que la ama Con todo su corazón, Cuando mejor que ocuparse En hablarnos de su amor Y en pintarnos los efectos De su estúpida pasión. Según usted, debería, Aquí para entre los dos, Decirse bruto tres veces Con mucha circunspección, Alzar al cielo los ojos, Rezar el "yo pecador Y en seguida dispararse Media pistola de Colt. Pues sí, señor D. Gregorio, Tiene usted mucha razón, Eso mismo que usted dice. Eso mismo digo yo...

#### III

Dice usted que ya da miedo Que vale lo menos dos, Ver á tantos que pretenden Demostrar su erudición Llenando de latinajos Su inconocible español, Y que tal verso de Ovidio Lo dan por de Cicerón, Cuando nunca escribió versos El pobrecito orador, Que á despecho suvo tiene Que pasar por un ladrón Gracias al atrevimiento De esos benditos de Dios, Y agrega usted, amigo mío, Que en su muy pobre opinión Debieran esos señores Fijarse en que escriben hoy Que son tan raros los sabios En la lengua de Catón, Y en que cada cita de esas Sépase la lengua ó no, Viene á ser como un peñasco

Donde el misero lector
Tiene à fuerza que pararse
Y aguantarse un tropezón
Que bien puede hacer a alguno
Que mande al diablo al autor,
Pues si, señor D. Gregorio,
Tiene usted mucha razón,
Eso mismo que usted dice,
Eso mismo digo yo...

#### TV

Concluye usted en su carta, Mi buen amigo y señor, Diciéndome que no acierta A encontrar la explicación De esas infulas de sabio Y ese aire de hombre de pro Con que se presenta algúno Por haber sido orador Y haber gritado en Setiembre, ¡Viva la Constitución! Lo que le aplaudieron mucho, Según dice él que lo oyó; Y protesta usted por su alma, Que no halla puesto en razón

Que por sólo ese motivo Se le haga miembro de honor De cuanta academia existe Dentro de la población, Ni que se inscriba su nombre Como colaborador Á la cabeza de todos Los diarios que salen hoy, Haciéndolo revestirse De ese aire de protección Con que trata aún á los mismos De donde el necio salió, Y à quienes usted querria Degollar de dos en dos Para acabar con la raza Y quedarnos usté y vo, Que somos tan campechanos Y hombres de tan buen humor Y que hacemos unos versos Que le gustan hasta Dios. Pues si, señor D. Gregorio, Tiene usted mucha razón, Eso mismo que usted dice, Eso mismo digo yo...

# **HOJAS SECAS**

I

AÑANA que ya no puedan Encontrarse nuestros ojos, Y que vivamos ausentes, Muy lejos uno del otro, Que te hable de mi este libro Como de ti me habla todo.

П

Cada hoja es un recuerdo tan triste como tierno De que hubo sobre ese árbol un cielo y un amor; Reunidas forman todas el canto del invierno, La estrofa de las nieves y el himno del dolor.

# Ш

Mañana á la misma hora
En que el sol te besó por vez primera,
Sobre tu frente pura y hechicera
Caerá otra vez el beso de la aurora;
Pero ese beso que en aquel oriente
Cayó sobre tu frente solo y frío,
Mañana bajará dulce y ardiente,
Porque el beso del sol sobre tu frente
Bajará acompañado con el mío.

#### IV

En Dios le exiges à mi fe que crea, Y que le alce un altar dentro de mí ¡Ah!¡Si basta no más con que te vea Para que yo ame á Dios, creyendo en ti!

#### ν

Si hay algún césped blando cubierto de rocío En donde siempre se alce dormida alguna flor, Y en donde siempre puedas hallar, dulce bien mío, Violetas y jazmines muriéndose de amor;

Yo quiero ser el césped Florido y matizado Donde se asienten, niña, Las huellas de tus pies; Yo quiero ser la brisa Tranquila de ese prado Para besar sus labios Y agonizar después. \* \*

Si hay algún pecho amante
que de ternura lleno
Se agite y se estremezca
no más para el amor,
Yo quiero ser, mi vida,
yo quiero ser el seno
Donde tu frente inclines
para dormir mejor.

Yo quiero oir latiendo Tu pecho junto al mío, Yo quiero oir que dicen Los dos en su latir, Y luego darte un beso De ardiente desvarío, Y luego... arrodillarme Mirándote dormir.

# VI

Las doce... ¡adiós...! Es fuerza que me vaya y que te diga adiós...

Tu lámpara está ya por extinguirse, y es necesario.

- Aun no.

— Las sombras son traidoras, y no quiero que al asomar el sol,

Se detengan sus rayos á la entrada de nuestro corazón...

- Y ¡ qué importan las sombras cuando entre ellas queda velando Dios?
- -- ¿ Dios? ¿ Y que puede Dios entre las sombras al lado del amor?
- Cuando te duermas ¿ me enviarás un beso? - ¡ Y mi alma!

— ¡ Adiós...!

- ¡ Adiós...!

## VII

Lo que siente el árbol seco Por el pájaro que cruza Cuando plegando las alas Baja hasta sus ramas mustias, Y con sus cantos alegra Las horas de su amargura; Lo que siente por el dia La desolación nocturna Oue en medio de sus pesares Y en medio de sus angustias, Ve asomar con la mañana De sus esperanzas una; Lo que sienten los sepulcros Por la mano buena y pura Que solamente obligada Por la piedad que la impulsa, Riega de flores y de hojas La blanca lápida muda, Eso es al amarte mi alma Lo que siente por la tuya, Que has bajado hasta mi invierno, Que has surgido entre mi angustia Y que has regado de flores La soledad de mi tumba.

Mi hojarasca son mis creencias, Mis tinieblas son la duda, Mi esperanza es el cadáver, Y el mundo mi sepultura... Y como de entre esas hojas Jamás retoña ninguna; Como la duda es el cielo De una noche siempre oscura, Y como la fe es un muerto Que no resucita nunca, Yo no puedo darte un nido Donde recojas tus plumas, Ni puedo darte un espacio Donde enciendas tu luz pura, Ni hacer que mi alma de muerto Palpite unida á la tuya; Pero si gozar contigo No ha de ser posible nunca. Cuando estés triste, y en la alma Sientas alguna amargura, Yo te ayudaré á que llores Yo te ayudaré á que sufras, Y te prestaré mis lágrimas Cuando se acaben las tuyas.

# VIII

I

Aun más que con los labios Hablamos con los ojos; Con los labios hablamos de la tierra, Con los ojos del cielo y de nosotros.

II

Cuando volví á mi casa
De tanta dicha loco,
Fué cuando comprendí muy lejos de ella
Que no hay cosa más triste que estar solo.

HI

Radiante de ventura Frenético de gozo, Cogí una pluma, le escribí á mi madre, Y al escribirle se lo dije todo.

ΙV

Después, á la fatiga Cediendo poco á poco, Me dormí, y al dormirme sentí en sueños Que ella me daba un beso y mi madre otro.

V

¡ Oh sueño, el de mi vida Más santo y más hermoso! ¡ Qué dulce has de haber sido cuando aun muerto Gozo con tu recuerdo de este modo!

# IX

Cuando yo comprendi que te quería Con toda la lealtad del corazón, Fué aquella noche en que al abrime tu alma Miré hasta su interior. Rotas estaban tus virgineas alas Que ocultaba en sus pliegues un crespón Y un ángel enlutado cerca de ellas Lloraba como vo. Otro, tal vez, te hubiera aborrecido Delante de aquel cuadro aterrador; Pero yo no miré en aquel instante Mas que mi corazón; Y te quise, tal vez, por tus tienieblas, Y te adoré, tal vez por tu dolor, Que es muy bello poder decir que la alma Ha servido de sol...

X

Las lágrimas del niño la madre las enjuga,

Las lágrimas del hombre
las seca la mujer...
¡Qué tristes las que brotan
y bajan por la arruga,
Del hombre que está solo,
del hijo que está ausente,
Del sér abandonado
que llora y que no siente
Ni el beso de la cuna,
ni el beso del placer!

# XI

¡Cómo quieres que tan pronto Olvide el mal que me has hecho, Si cuando me toco el pecho La herida me duele más! Entre el perdón y el olvido Hay una distancia inmensa; Yo perdonaré la ofensa; Pero olvidarla...; jamás!

# XII

"Te amo — dijistes — y jamás á otro hombre Le entragaré mi amor y mi albedrío" Y al quererme llamar buscaste un nombre, Y el nombre que dijiste no era el mío.

#### XIII

¡ Ah, gloria! de qué me sirve Tu laurel mágico y santo, Cuando ella no enjuga el llanto Que estoy vertiendo sobre él. ¡De qué me sirve el reflejo De tu soñada corona, Cuando ella no me perdona Ni en nombre de ese laurel!

La que á la luz de sus ojos Despertó mi pensamiento, La que al amor de su acento Encendió en mí la pasión; Muerta para el mundo entero Y aun para ella misma muerta, Solamente está despierta. Dentro de mi corazón.

# XIV

El cielo está muy negro, y como un velo Lo envuelve en su crespón lo oscuridad; Con una sombra más sobre ese cielo El rayo puede desatar su vuelo Y la nube cambiarse en tempestad.

# xv

Oye, ven á ver las naves, Están vestidas de luto, Y en vez de las golondrinas Están graznando los buhos... El órgano está callado, El templo solo y oscuro, Sobre el altar... ¿ y la virgen Por qué tiene el rostro oculto? ¿ Ves?... en aquellas paredes Están cavando un sepulcro, Y parece como que alguien Solloza allí, junto al muro. ¿ Por qué me miras y tiemblas? ¿ Por qué tienes tanto susto? ¿ Tú sabes quién es el muerto? ¿ Tú sabes quién fué el verdugo?

1873

# LA GLORIA

PEQUENO POEMA EN DOS CANTOS

# CANTO PRIMERO

# LA CABEZA SIN CORONA

I

OMO decir veinte años es lo mismo
Que decir corazón, ternura, amores,
Arranques, heroísmo,
Cielos, celajes, pájaros y flores,
Y á falta de otros útiles mejores
Tener para salvar cualquier abismo
Las alas del lirismo,
Que sino son muy buenas no son malas
Porque al cabo y al fin siempre son alas,
Ya que de comenzar entre los modos
Tengo por fuerza que escoger alguno,
No pudiendo á la vez usar de todos,
A fin de no pecar por importuno
Y lo que fuera peor, por indigesto,

Ya que en ésto me auxilia la memoria Que no siempre me auxilia como en ésto, Seguro de que todo lo reuno, Diré que Pablo, el héroe de esta historia, Se hallaba entre los veinte y los veintiuno Al dar principio al poema de la gloria. Así es que aunque muy alta La bohardilla en que vive y aunque pobre, Porque si tiene mucho que le falta, No tiene en cambio nada que le sobre; El muchacho contento en su pobreza Desde el oscuro fondo de su pieza, Si sabe que hay un mundo es solamente Porque asi lo ha aprendido de la gente, Pues él con otro mundo en la cabeza De su bendita edad bajo la calma, No cree que exista más naturaleza, Que la que todo joven lleva en su alma.

# 11

Pobre razonamiento

Que arrastrando en su vuelo al sentimiento,

De esperanzas origen tan fecundo,

Hace que el hombre triste,

Desconozca este mundo donde existe
Hasta la hora de entrar al otro mundo...
Pues aunque esos rateros
Que en español se llaman desengaños
Lo dejen de ilusiones casi en cueros,
Sin que haya una ilusión que no le roben;
Él, en medio de propios y de extraños
Sostendrá con su ciento y pico de años
Que la alma es siempre nueva y siempre joven.

#### H

Pablo, apartado por la negra ausencia
Del dulce hogar donde la luz del día
Vió por la vez primera en la existencia,
Siente frecuentemente
Esa vaga y letal melancolía
Del que tiene una madre y en su frente
No puede recibir porque está ausente
Los besos que su madre le daría;
Ve á su padre muy lejos
Á través de unos cielos muy oscuros
Y extrañando su voz y sus consejos
Halla que, visto bien, no eran tan duros
Los que él llamaba achaques de estos viejos;

· Recuerda á sus hermanos Con quienes en las horas del cariño Iugaba esos mil juegos soberanos Que ocupan en la edad en que uno es niño La alma al dormir y al despertar las manos... Y pensando en todo ésto Que por haber pasado le parece Más bonito y más triste por supuesto, Se aflige, languidece, Y para hacer más rápido y más pronto El término que falta á su carrera, Se levanta, y después de - Soy un tonto -Coge el libro y estudia una hora entera. Y estudia... y dan las dos de la mañana Que lo encuentran despierto, Y dan las tres y con el libro abierto Lo sorprende la luz por la ventana... Pues aunque Pablo sabe Que no hay fuerza ó vigor que no se acabe Cuando se abusa más de lo debido, Ve que su aliento juvenil se agosta, Y arrojando esa máxima al olvido, Sigue siempre lo mismo, decidido A ser un hombre sabio á toda costa.

# IV

Mas no vaya á pensarse que ésto es todo Lo que hace que él trabaje de este modo, Pues queda y falta por decir que Elena, Que es muy hermosa y además muy buena, Le dijo el otro día Que le gustaba mucho la poesía, Y que si amarle más posible fuera, Aun más de lo que le ama le amaría Si él supiera decir lo que sentía De la misma manera Que un poeta cualquiera Tratando de decirlo lo diría: Y como Pablo, en cuanto á Elena toca Nunca ha sabido desplegar la boca Mas que para rendirse á sus antojos, Ha visto en la mirada de sus ojos Oue de ahí en adelante Si ha de decirles á sus labios — rojos — Tendrá para encontrar el consonante Que ponerse de hinojos, Y queriendo agradarla á cualquier precio, Aunque nunca jamás ha escrito una oda,

Por no hacerse acreedor á su desprecio Pensó en una oda y escribió tan recio Que en menos que lo digo, la hizo toda.

#### v

La oda no era muy buena Como es fácil pensarlo; pero Elena Que se oía llamar la más hermosa De todo el universo, Y ésto no en simple prosa sino en verso. Lo cual como se ve ya es otra cosa, Radiante de alegría Propuso que la prosa Abolida por siempre quedaría En cuantas cartas él la escribiría: Y Pablo, que no hay modo de que pueda Resistir á un capricho de su amada. Tras de — la prosa queda desterrada -No supo mas que contestar — pues queda. Y así con la alma henchida De ternura y pasión por su querida, La escribe diariamente Una carta de dos ó de más hojas, Donde forzosamente

Hay muchas frases débiles y flojas,
Pero en cambio también y de repente
Alguna que por nueva y por valiente
Recuerda á los Quintanas y los Riojas;
Pues Pablo en fuerza de escribir cuartetas
Y de educar el gusto y el oído,
Ha conseguido al fin ser aplaudido
Y al nombre y apellido de otros poetas
Ver agregar su nombre y su apellido.

## VI

Y ésto que el pobre mozo
Se encontró con grandísimo alborozo
Cierta vez que un periódico leía,
Se lo enseñó á su amada
Con mucho del rubor y la alegría,
Del que por vez primera
Mira una cosa suya publicada,
Cuando ha sido, además, acompañada
De una lisonja ó de una flor cualquiera.
Cuán cierto es que la gloria
Brotando de la cosa más sencilla
Toma las formas de lo real y brilla
De la ambición en la óptica ilusoria,

En dos líneas ó tres de gacetilla Que allá en la soledad de una bohardilla Se aprenden muchas veces de memoria.

#### VII

Llena de regocijo
Por la prueba de amor que le presenta,
Quedó Elena con ella tan contenta
Que queriendo hablar mucho nada dijo,
Mas si no pudo hablar porque su boca
No estaba en aquel punto para eso,
En cambio le abrazó como una loca
Y le dió de su dicha en un exceso
Que casi casi en la demencia toca,
Un beso de esa especie que provoca
Á hacer interminable cada beso.

## VIII

Pablo, que en la pasión en que se ardía Por la graciosa Elena Al pensar en el beso de aquel día, No acertaba á encontrar ni comprendía Que pudiera existir cosa más bnena; Henchido de esperanzas v risueño Como aquel que no lleva en su memoria Ni aun la sombra del duelo más pequeño, Al entregarse aquella noche al sueño No soñó en otra cosa que en la gloria. Sobre su altiva frente Brillaba inmarcesible v refulgente La corona inmortal de la victoria: Y entre el inmenso aplauso que la gente Alzaba victoréandole á su vista, Con esa buena fe de todo artista Que se siente muy grande interiormente Cree que el laurel de triunso que conquista, La gloria misma lo tejió en persona Aunque sabe muy bien que su corona Salió del obrador de una modista.

## IX

Sueña con que su nombre
Dicho siempre entre muchas alabanzas
Ha hecho concebir mil esperanzas
De que tenga la patria otro grande hombre.
Y de tan dulce sueño despertando

Y al despertar quedándose suspenso Se incorpora en el lecho meditando Con un placer inmenso, En que si la ansia noble que le apena Llegase al fin á realizarse un día, Al corazón que ha consagrado á Elena Su corona de poeta agregaría.

## · X

Y Pablo, á quien le sobra
Fuerza y valor porque le sobra afecto,
Concibe en su interior un gran proyecto
Y sin pensar en más 10 pone en obra;
Llegando á tal extremo en su demencia
Y á tal punto llegando en su arrebato,
Que ha olvidado los libros y la ciencia
Sin ver que está enfermándose de ausencia
Su pobre madre que le dice — lingrato!

## XI

Y es que aunque Pablo quiere á su familia Con el afecto de un amor gigante, Por más que lo medita y lo concilia Siempre halla que el esfuerzo que lo auxilia Nunca llega á auxiliarle lo bastante; Que en la eterna vigilia En que vive soñando con su amante, Ésta, que toda su memoria llena, Le hace olvidar la obligación, de modo Que él solo dice que ha pensado en todo Si ha pensado en la gloria y en Elena.

# CANTO SEGUNDO LA CORONA SIN CABEZA

T

Han pasado dos años,
Y como todo pasa en este mundo
Que si en algo es fecundo
Es, por desgracia eterna, en desengaños,
Aquel montón de flores
Donde vimos dormir como en un nido
Á nuestros dos hermosos soñadores;
Aquel montón de flores se ha perdido
Con la triste esperanza en sus dolores
De encontrar el remedio del olvido.

## II

Dos años han pasado, ¡ Y el corazón de Elena está va helado!... Ella que era tan buena. Ya no es aquella Elena Á la que el pobre Pablo enamorado Le consagraba en su ilusión serena La gloria que aun no había conquistado.... En la triste bohardilla Que aunque muy miserable y muy sencilla, Era en tiempos mejores Todo un cielo de encantos y de amores, Hoy no se encuentra mas que el desaliento, El tedio, la amargura, la tristeza, Y en medio de todo ésto una cabeza Donde duerme muy triste el pensamiento. Y así es que Pablo, el que en su dulce encanto No lloraba jamás con otro llanto Que el llanto del placer y la alegría, Hoy llora en su amoroso desencanto Con el que antes de amar no conocía; Repasa una por una, Aquellas dulces horas tan hermosas En que después de hablar de muchas cosas

Siempre olvidaban al partir alguna;
Al dar la media noche, vuelve aquélla
Que por primera vez lo halló con ella,
Y tropezando al delirar en eso
Con aquel lindo beso de aquel día
Tan dulcemente en su memoria impreso.
¡ Ni puede resistirse á enviarla un beso,
Ni puede aborrecerla todavía!...

## Ш

— "¡Hacer, y hacer lo que hizo! — "
Saltaba él sollozando de improviso;
— "¡Ella que era tan pura y cuya frente
Un cielo hermoso de virtudes era,
Tener que huir del mundo y de la gente
Como la infamia ó la traición lo hiciera!
Matar al sol para sus ojos bellos
Bajo la noche en que el dolor la abisma,
Y sintiendo las lágrimas en ellos
Envolverse la faz en sus cabellos
Con la vergüenza horrible de sí misma;
Buscar en otro pecho las dulzuras
De que mi pecho rebosaba lleno,
Sin dejar á mi amor salvar del cieno

Sus alitas tan blancas y tan puras.
¡Ay! cuando yo por alfombrar su huella
Si para alzarse al cielo hubiera sido,
Con la paloma deshaciendo el nido
Hubiera dado el corazón por ella..."
Y Pablo en el dolor que le devora
De su vida ante el páramo desierto,
Se inclina y gime y languidece y llora
Como deben llorar en la última hora
Los inmóviles párpados de un muerto.

## IV

À veces, muchas veces, Pablo suele
Con la ilusión de que ésto le consuele
Buscar en el trabajo y la lectura,
Olvidando las penas de aquí abajo,
Esa tregua al dolor que la amargura
Encuentra en la lectura y el trabajo...
Coge los libros que en mejores días
Formaban de su afán las alegrías,
Y abriéndolos por fin con el denuedo
De una resolución bien meditada,
Después de mucho leer y no leer nada
Concluye al cabo por decir — ¡ no puedo!

Busca y toma en seguida
La misma pluma aquella
Que de manos de Elena recibida,
Le ayudó con los sueños de su vida
Á escribir tantas páginas para ella...
La clava en el papel febricitante
Como queriendo huir de su memoria
Y tratando de hacer la de otro amante,
Mas la historia que escribe es semejante
Á la historia de Elena y á su historia;
Que aunque la buena lógica concluya
Que historia escrita así no ha de ser buena,
Raros serán los que al hacer la agena
No se acuerden un poco de la suya.

## V

Sea de ello lo que fuere,
Como Pablo no puede aunque lo quiere
Olvidar el recuerdo de la ingrata
Por quien conoce el pobre que se muere,
Pues conoce que eso es lo que lo mata,
Por cuantos medios le es posible cuida
De recoger noticias de su Elena,
No habiendo á quien informes no le pida

Sobre si está contenta de la vida. Sobre si es muy dichosa y si está buena; Y cuando ovendo un día sus preguntas Le contestó abrazándole un amigo: - No sueña la infeliz más que contigo, Y tus cartas las guarda todas juntas — Radiante de ventura al oir ésto De su amigo, estrechándole, se aparta, Y nuevamente á la ilusión dispuesto Con mano alegre y con alegre gesto Cogió una pluma y escribió esta carta: "Si fuiste cruel conmigo y si hubo un día En que apartando tu alma de la mía Me hundiste en el dolor y en la tristeza, En prueba de que mi alma te perdona Te mando con mi amor esa corona Que anhela por estar en tu cabeza... Que pues en tu alma aun escondido tienes Algo de aquel amor que me tenías, Si vo la conquisté para tus sienes En ellas debe de estar y no en las mías."

## VI

Puso Pablo su nombre, como un hombre Que piensa decir mucho con su nombre; Y después de plegarla en tres dobleces
Y de leerla y leerla muchas veces,
Hallando en su ilusión que estaba buena
Puso en el sobre — Á Elena —
Y en seguida radiante y satisfecho
Con un inmenso júbilo en el pecho,
Dando forma á una idea
Que en su amorosa sencillez se abona,
Exclamó contemplando la corona:
—; Qué dichosa va á ser cuando la vea!

## VII

Y en tanto, aquella madre, aquella ausente Sin consuelo ni alivio en su congoja Lloraba sola y sin tener ni una hoja Que enlazar á las canas de su frente... ¡Cuán cierto es que en la vida, aunque ésto asombre En medio del placer y el regocijo, Si el hijo no se olvida de que es hombre, El hombre sí se olvida de que es hijo!

## VIII

Lo que el amigo aquel le dijo un día Al triste Pablo era una farsa impía;

Pues Elena la ingrata Ni guarda aquellas cartas que decía, Ni piensa en Pablo, ni el dolor la mata; Que parecida en ésto y semejante Á más de alguna amante Á quien mirándose al espejo, he oído Parodiar con feroz desenvoltura Una frase muy vieja, de este modo: - No se ha perdido nada, cuando todo Se haya perdido menos la hermosura; -La ingrata Elena como llevo dicho, Sin huir de las gentes y del día, Ni llora como Pablo suponía Ni ha tenido jamás ese capricho. Elena va al paseo De lucir y brillar en el deseo; Tiene palco en el teatro y no hay velada, Tertulia, baile, aniversario ó fiesta, A que oportunamente convidada No se encuentre á asistir siempre dispuesta. Si alguna vez lloró su desvarío Recordando su falta y sus deberes, Después, y como todas las mujeres En casos semejantes, Ha olvidado su falta y su extravio,

Tratando á sus amantes con desvío Y aprendiendo á olvidar á sus amantes.

## ΙX

De manera que Pablo que en su anhelo Esperaba soñando con el cielo, Que su amante por fin le volvería Todo el cariño y la pasión de un día, Con el cerebro ardiente Y un montón de esperanzas en la frente, Ansiando una respuesta Oue confirmara su ilusión no escasa, Al entrar en su casa Se halló un papel y en el papel con esta: --"Como de aquí á dos meses Que habré arreglado ya mis intereses, Pienso casarme con mi primo Antonio Que ha pedido mi mano en matrimonio, Le ordeno... le prohibo, Siendo ésta la razón porque le escribo, Que se vuelva á ocupar de la que un día Tuvo el capricho de quererle un poco, Sin sospechar que le volviera loco Su demasiado amor á la poesía.

Respecto á su corona
Con la que dice usted que me perdona,
Es un obsequio cariñoso y blando
Que confieso en verdad que no merezco,
Así es que la agradezco,
Y como no me sirve se la mando."

## X

Cuando el triste de Pablo hubo leído Por una v otra vez este recado Tan esperado como no temido, Viendo aquellos renglones Que en cambio de su fe y sus ilusiones Le brindan el escarnio y el olvido, Lleno de ese profundo desaliento Del que lo pierde todo en un momento, Cogió aquella corona sin cabeza. Fruto de su trabajo y su cariño, Y llorando, llorando como un niño Que de una falta grave se confiesa. - "¡ Oh gloria! - dijo al fin - si hasta tu asiento En una hora de amor y atrevimiento Soñé volar del mundo á arrebatarte Uno de esos laureles con que el arte

Recompensa el trabajo y el talento;
Tú sabes bien ¡oh gloria!
Que no lo hice por mí sino por ella;
Mas ya que ella tan dura como bella
Ha insultado mi fe y aun mi memoria,
¡Que acaben mi laurel y el regocijo
Que sentí de ceñírmelo al anhelo...!

Y deshaciendo su corona, dijo,
Y la arrojó en pedazos por el suelo.

## ΧI

Después, tranquilo ya, bajo la calma De otro cielo mejor y diferente, Pablo, pensando en la que estaba ausente, En lugar de un laurel ¡le mandó el alma!

1873

## EL PASADO

## AL SEÑOR

## DON JUAN M. ZERECERO

## Querido Juan:

Este drama es tuyo: la noche del 9 de mayo de 1872, inolvidable para mi, es también inolvidable para ti. Guárdalo con el cariño de tu amigo, que ve en ti al creador de un personaje simpático para él por mil motivos. Ausentes ó no, que este drama sea el lazo que estreche la amistad que nos ha unido.

MANUEL ACUÑA.

Toluca, 21 de septiembre 1873.

## **PERSONAJES**

EUGENIA
MARÍA
DAVID
D. RAMIRO
MANUEL
ANTONIO
UN CRIADO
OTRO CRIADO

Méjico. Época actual. La acción empieza á las cinco de la tarde, y acaba á las cinco de la mañana del día siguiente.

## ACTO PRIMERO

Sala decentemente amueblada, con una puerta en el fondo y cuatro laterales. Mesa en el centro con papeles y recado de escribir. Un reloj, una campana, un álbum con retratos, un velador, periódicos. Al levantarse el telón, aparecen EUGENIA, sentada en un sofá, como meditando, y DAVID, que entra de la calle y se detiene por un momento al verla.

## ESCENA I

## EUGENIA Y DAVID

DAVID

(¡En qué estará pensando!) (Acercándose) ¡Eugenia!

#### **EUGENIA**

¡Ah! ¿ Eres tú, David? Qué pronto has vuelto amigo mío.

DAVID

¿ Muy pronto?

#### **EUGENIA**

Por lo menos, no has tardado tanto como yo esperaba. Y, á lo que parece, vienes muy contento, ¿ no es verdad?

#### DAVID

Y con razón: figurate que al volver de Tacubaya me encontré, en el mismo tren en que yo venía, con un antiguo compañero de colegio, á quien tú no conoces, pero del cual te he hablado muchas veces, citándole como el mejor y más querido de mis amigos.

#### **EUGENIA**

¿Manuel Romea?

#### DAVID

Sí, Manuel Romea. Muy buen muchacho: ya verás cuando lo trates. Y yo lo quiero mucho; como que es la personificación de mis recuerdos de estudiante, época, tal vez, la más hermosa de mi vida, puesto que entonces fué cuando te conocí.

#### **EUGENIA**

Gracias, David. Y, dime: ¿ has visto ya El Siglo XIX de ayer?

#### DAVID

No. ¿ Qué dice de importante?

#### **EUGENIA**

Trae un parraso en que se deshace en elogios para ti, diciendo que... (Toma un periodico y se lo enseña en el punto a que se restere) mira, aquí está.

#### DAVID

¡Veamos! (Leyendo) « Tenemos el gusto de anun» ciar á nuestros lectores que el célebre artista de
» cuyos triunfos hablamos en uno de nuestros
» números pasados, ha vuelto, después de cinco
años de ausencia, á la tierra que le vió nacer.
Sabemos que este tiempo lo ha empleado estu» diando en Italia, y recorriendo las más hermosas
» ciudades del antiguo mundo; estamos seguros de
» que esto, unido á su talento y á su genio, hará
» que el joven artista se coloque á la altura de los
» más afamados pintores mejicanos. Nosotros lo
» felicitamos sinceramente por sus triunfos, deseando
» para su frente todas las coronas que merece. »

#### **EUGENIA**

¿Ya lo ves?

#### DAVID

Éstas son picardías de algún buen amigo que me quiere, y que aumenta en su cariño el poco mérito que tengan mis pinturas. Porque, á la verdad, las pobres no merecen tanto. Y ahora que recuerdo, podría jurar que estas líneas han sido escritas por Manuel. Sí, es uno de los redactores de *El Siglo XIX*. Ni sabe lo que se le espera cuando venga. Voy á regañarle. Afortunadamente estará aquí dentro de poco.

#### **EUGENIA**

¡Feliz de ti, que tienes quien te visite!

#### DAVID

Si ayer apenas hemos llegado, ¿cómo quieres que vengan á visitarte tus amigas?

#### EUGENIA

¿Mis amigas?

#### DAVID

¡Vamos! todavía no tienes razón para quejarte. Ya ves yo: no he visto más que á Manuel, y eso por una casualidad, y, sin embargo, nada digo. Estoy seguro de que mañana van á asediarnos todos nuestros conocidos, y.... (En este momento, María, que Ilega, interrumpe á David, arrojándose á los brazos de Eugenia.)

## **ESCENA II**

## DICHOS, MARÍA

MARÍA

¡Eugenia!

**EUGENIA** 

¡ María!

#### MARÍA

¡Tú!... tú!... ¡después de tanto tiempo!... ¡dame otro abrazo... déjame que te bese!... ¿Y usted, David, bueno? (Tendiéndole la mano.)

#### DAVID

Como siempre, María; aunque no, no como siempre, sino mejor.

## MARÍA

Pues qué, ¿ ha estado usted enfermo?

ı.

#### DAVID

Desde el momento en que dejé las playas de Veracruz... Es tan hermoso este país de flores y de volcanes, tan puro este cielo bajo cuyo azul se deslizaron las primeras horas de mi vida, que, lejos de aquí, se sintió oprimido el corazón por una ansiedad inexplicable, por una especie de nostalgia, semejante á la que Adán debió experimentar al partir del Paraíso. Y luego, que yo no puedo prescindir de las mejicanas...; son tan bellas... tan adorables!...

#### MARÍA

Gracias, en su nombre, mi querido amigo; pero no debiera usted decir eso, delante de Eugenia por lo menos.

#### **EUGENIA**

¿Por qué, María?

#### MARÍA

Porque te encelarás de ese cariño universal de tu marido, que, ya ves, hasta tiene la franqueza de decirlo.

#### EUGENIA

! Si te digo que es más enamorado!

#### MARÍA

¡Ah! ¡Ah! ¿Con que esas tenemos?...

#### DAVID

En cambio, Eugenia es la amiga más ingrata de todas las amigas.

MARÍA

¿Cómo?

#### DAVID

Cuando usted llegó, precisamente estaba acusando á todas sus antiguas compañeras de que la habían olvidado, y de que...

#### **EUGENIA**

Es verdad, querida; pero tú me perdonarás que lo haya hecha en medio de mi soledad y aislamiento.

## MARÍA

Sin duda alguna, Eugenia, y puedes creer que si antes no he venido a verte, ha sido porque hasta hoy en la mañana no me participaron la noticia de tu vuelta.

#### DAVID

Con que, señoritas, ustedes deben tener muchas

cosas que decirse, y yo las dejo para que puedan hacerlo más libremente.

#### **EUGENIA**

¿Te vas?

#### DAVID

Sí, querida; tengo un poco de quehacer por allá dentro, y quiero concluír esta misma tarde si es posible. María, que no sea ésta la última vez que nos visite.

## MARÍA

No tiene usted razón para decirmelo, David: soy demasiado egoísta, para no procurarme el placer de saludar á una hermana y á un amigo á quienes tanto quiero.

#### DAVID

Gracias.

(Saluda y vase segunda puerta izquierda.)

## ESCENA III EUGENIA, MARÍA

## MARÍA

Y bien, Eugenia: ¿qué tal has pasado estos cinco

años? ¿Te habrás divertido mucho... habrás estado muy contenta?...

#### **EUGENIA**

Sí, María; porque es un gran placer vivir al lado de un buen esposo, que nos ama, á quien amamos, y cuyos triunfos en países tan artísticos como la Italia, nos llenan de orgullo y satisfacción. ¡Si vieras cuánto gocé en mi pobre casita de Florencia, el día que supe por un periódico que un cuadro de David había obtenido el primer premio!... ¡Oh!, en aquellos momentos, no me habria cambiado por nadie, absolutamente por nadie. Dejando á un lado el sentimiento nacional, haciendo abstracción del mejicano, el autor era mi esposo, y ya tú podrás figurarte que la cosa era para volverme loca. Los diarios no hablaban más que del pintor de El tormento de Cuahutemotzín, que era el asunto del cuadro, elogiándole y asegurándole un porvenir de gloria y celebridad.

MARÍA

Estarías muy alegre...

**EUGENIA** 

¡Y sin embargo!...

#### MARÍA

¿Y sin embargo, qué?... concluye.

#### **EUGENIA**

María: tú, más que mi amiga, eres mi hermana, y te lo puedo decir todo. Cuando yo consideraba que era la mujer del artista á quien todos admiraban y á quien todos ansiaban conocer; cuando yo consideraba que era indigna de llevar su nombre, su nombre que era un título de gloria, y que yo manchaba con el mío, se anegaban en lágrimas mis ojos, y más de una vez me arrodillé para suplicar á Dios que me matara, que me matara para dejarle libre.

## MARÍA

¡Pobre Eugenia!

#### **EUGENIA**

Cuando en el paseo, cogida de su brazo, veía yo que alguno se fijaba en nosotros y hablada al oído de su campañero, me parecía que aquel hombre estaba al tanto de mi situación, y que hasta se volvería á mí, para acusarme de haber unido mi nombre al de David. Y luego que los artistas se encuentran en una atmósfera tan luminosa, tan radiante, que el borrón más pequeño es advertido inmediatamente, y el

mundo no perdona... el mundo no sólo mata al gusano, sino también al inocente botón que ha carcomido.

#### MARÍA

¿Y David?

#### **EUGENIA**

David no me acusa; ha arrojado al olvido mi pasado; pero mi conciencia no, y la conciencia habla muy alto.

## MARÍA

Es que tú no tienes que temer de la conciencia. Si tú le hubieras engañado, si te hubieras unido á él guardando tu secreto, ¡vaya! pero una mujer que tiene la abnegación y la lealtad de presentarse á los ojos de su amado con toda la espantosa realidad de la desgracia, no tiene de qué acusarse, si á pesar de eso hay un hombre que le ofrece su corazón y su porvenir. Tú hiciste lo que debías, y aun más de lo que debías, para que David prescindiera de tu cariño; si no lo conseguiste, si él se olvidó de todo para enlazarse contigo, ninguno tiene derecho de culparte.

#### EUGENIA

El mundo no sabe eso, el mundo creerá que yo he

abusado de su amor para engañarle, y esto me desespera por David, que tal vez llegará á pensar lo mismo.

## MARÍA

¡Vamos! Eugenia, rechaza esos pensamientos que te hacen sufrir tan rudamente, y no te vuelvas á acordar de semejantes cosas.

#### **EUGENIA**

¡Ojalá fuera posible, María!

## MARÍA

¿Y por qué no?

#### **EUGENIA**

¡Porque en situaciones como la mía, en todas partes, hasta en las sombras, los ojos no encuentran sino aquello precisamente que deseáramos arrojar de la memoria!... Pero dejemos esto á un lado, como dices tú muy bien. ¿Quieres visitar la pequeña galería que ha formado de sus cuadros nuestro artista?

## MARÍA

Iba á suplicarte que me proporcionaras ese placer;

así es que acepto, y te doy las gracias por haberte enticipado á mis deseos.

## ESCENA IV

## DICHAS Y DAVID

#### DAVID

¿Has oído sonar la campanilla, Eugenia?

#### **EUGENIA**

No; hemos estado tan distraídas...

#### DAVID

Pues á mí me pareció... ¿ pero ustedes iban á salir por lo que veo?

MARÍA

Sí, muy cerca.

**EUGENIA** 

Iba á enseñarle tus cuadros á María.

DAVID

¡Ah! muy bien.

#### **EUGENIA**

Con que toma mi brazo, y vamos.

#### MARÍA

Vamos. (Vanse primera puerta izquierda.)

## ESCENA V

DAVID, luego MANUEL

#### DAVID

Si me habré engañado creyendo que tocaban. ¡Vaya! ¡Vaya! Y ese chico que no viene.

MANUEL (Entrando)

¡ Querido David!

#### DAVID

¡Manuel! (Se abrazan.) Ya me figuraba yo que no vendrias. Siéntate, hombre, siéntate, y déjame que te mire á toda mi satisfacción; pero antes, dime, ¿todavía formas parte de la redacción de El Siglo?

#### MANUEL

Sí, y comprendo por qué me lo preguntas. Has creído que el párrafo relativo á ti ha salido de mi pluma, ¿ no es eso?

#### DAVID

Pues qué, ¿no es tuyo?

#### MANUEL

No, lo ha escrito un compañero que ni siquiera te conoce. ¡Ya verás!

#### DAVID

¡Hombre! y yo que estaba en la firme persuación de que era tuyo...

#### MANUEL

Con que, vamos á ver, cuéntame, ¿ qué has hecho en todo este tiempo que has estado ausente?

#### DAVID

Poco menos que nada: pasearme en Roma ó Florencia casi todo el día, después de dar algunos brochazos en el lienzo, y volverme en seguida como tú lo ves.

## MANUEL

Debías añadir: después de obtener varios triunfos en la tierra clásica de los artistas.

DAVID

¿ Triunfos?

MANUEL

Ya lo creo; en cuantos diarios florentinos caian á mis manos á fines del año pasado, siempre encontraba algún elogio para el autor de El tormento de Cuahutemotzín.

# DAVID

Sí, ya recuerdo: un pobre cuadrito que tuvieron la bondad de premiar en la Exposición.

MANUEL

¿Bondad, eh?

DAVID

No, Manuel, ni digas que es modestia; si lo conocieras, te convencerías de que en realidad vale bien poco.

#### MANUEL

Advierte que los italianos son peritos en la materia,

y que algo debe valer tu cuadro, cuando obtuvo el primer premio.

#### DAVID

na casualidad....

# MANUEL

Pasando á otra cosa, puesto que tus pinturas no merecen la pena, ¿qué tal viajaste?

#### DAVID

Algo; un poco de España, lo mismo que de Italia, Londres, París...

# MANUEL

¡Ah! estuviste en París, ¿ y qué tal?

#### DAVID

Ya tú lo conoces, á pesar de no haberlo visitado. Una ciudad inmensa y populosa, donde está reconcentrado todo lo bueno y todo lo malo de la tierra. El cerebro de esa loca que se llama Francia, en el que es preciso estudiarla para comprenderla; porque, ciertamente, el que conoce á París, puede decir que conoce á los franceses. Ahí es donde puede observarse el carácter de ese pueblo, mitad hombre y mitad niño, que por una parte desempiedra una calle para

alzar una barricada, representado por sus obreros, y por otra se dirige á Mabille, á divertirse, representado por una comparsa de estudiantes y grisetas.

#### MANUEL

Hombre, á próposito, ¿se baila allí mucha Can-Can?

#### DAVID

Mucho; el entusiasmo que ha producido ese baile casi raya en frenesí: aquello es una turba de furiosos, de salvajes, que se olvidan de todo para ensimismarse en sus piernas y en sus pies, y que saltan, se retuercen y se agitan. Ahí, en Mabille, más que un sitio de recreo, le parece á uno encontrarse en el nfierno, rodeado por los espíritus del vértigo.

# MANUEL

¿Y por supuesto que el Can-Can está admitido en todas las clases de la sociedad!

#### DAVID

En todas: no temo exagerarte, si te digo que de las tres cuartas partes de la población apenas habrá uno que no lo haya ensayado alguna vez. Lo que yo siento es que Méjico está contagiándose de tal manera en ese punto, que va á ser otro París dentro de poco.

#### MANUEL

No; aquí el Can-Can está reducido al teatro, y nada más: unas cuantas bailarinas, de piernas más ó menos afrodisiacas, y he aquí todo. El público lo aplaude, poro no lo acepta por fortuna.

#### DAVID

Yo me alegro, porque el tal bailecito no es de lo más moral, ni de lo más decente que digamos.

(Eugenia y María aparecen primera puerta izquierda.)

Estas señoras, por lo menos, estoy seguro de que participan en todo de nuestra opinión.

# ESCENA VI

DICHOS, EUGENIA Y MARÍA

# MARÍA

Seguramente que sí. ¿Cómo vamos, Manuel?

#### MANUEL

Á los pies de usted, María.

EUGENIA (Á Manuel)

Buenas tardes.

MANUEL

Señorita...

# MARÍA

Con que. ¿ de qué se trataba cuando nosotras llegamos? He dicho que sí, y quiero saber qué es ello, para conformarme, ó para...

# DAVID

Decía yo que el Can-Can es una innovación en la coreografía que no debe aceptar nuestra sociedad.

# MARÍA

Y tiene usted mucha razón.

**EUGENIA** 

Yo digo lo mismo que María.

DAVID

¡Ah, Eugenia! Antes de que se me olvide, quiero

cumplirte mi promesa; te presento á mi amigo y hermano Manuel Romea. (Á Manuel.) Mi esposa.

#### MANUEL

Señora, mucho me lisonjea contarme desde ahora en el número de sus más rendidos servidores.

#### **EUGENIA**

Gracias, caballero.

#### MANUEL

Acabamos de tratar de baile, y aprovecho la oportunidad para invitarlos á uno que tendrá lugar en San Cosme esta misma noche. (Á María.) He estado ya en la casa de usted á convidarla; pero ya que mi buena suerte ha hecho que la encuentre aquí, personalmente la invito, y confio en que aceptará como Eugenia, y como David.

DAVID

Yo...

#### MANUEL

No, no vayas á decirme que no puedes, porque no admito excusas de ninguna especie; me he comprometido á llevarte, y no creo que seas tú quien me

haga faltar á mi palabra : afortunadamente traigo conmigo las esquelas.

MARÍA

Yo iré con una condición.

MANUEL

¿ Cuál?

MARÍA

Que Eugenia pase por mi, para acompañarme.

MANUEL

¿ Qué dice usted á eso, Eugenia?

EUGENIA

Que á mí tal vez no me sea posible asistir, porque...

marta

Entonces yo tampoco iré.

# MANUFL

Nada, yo les entrego á ustedes sus billetes; si no los aceptan, pueden romperlos en el acto, porque yo no los recojo.

#### DAVID

Pues si te empeñas, iremos: querida Eugenia, puedes prepararte para ir á tiempo por María.

# MARÍA

¡Es decir que se admite mi condición?

#### EUGENIA

Ya lo ves.

# MARÍA

Pues me voy, y á las nueve te espero en casa; ya tú sabes: la misma donde he vivido siempre. Con que, señores, hasta la vista.

## **EUGENIA**

Voy á acompañarte. Usted tendrá la bondad (Á Manuel) de perdonarme si lo dejo para ir á disponer lo necesario.

#### MANUEL

Con tal de que usted me dé la primera danza, y consiga de María que me dé también el primer vals, le ofrezco á usted mi más completo perdón.

# MARÍA

Es usted algo exigente, pero por mi parte...

## EUGENIA

Puede usted contar con esas piezas.

MANUEL

Gracias.

MARÍA

Con que hasta la noche.

DAVID

Hasta la noche.

**EUGENIA** 

¡Caballero! (Saludando á Manuel.)

MANUEL

¡Señorita! Hasta San Cosme.

(Manuel y David las acompañan hasta la puerta del foro.

# ESCENA VII

# DAVID Y MANUEL

## MANUEL

Querido; ¿cómo es que en tus cartas no me con-

taste que te habías casado? Al día siguiente de tu partida se supo aquí que te habías llevado una muchacha, pero eso lo tomé yo por una simple locura juvenil y nada más. Yo ignoraba, aunque ahora me lo supongo, que esa compañera de viaje era tu esposa.

#### DAVID

En esecto, Manuel, era mi esposa.

#### MANUEL

Permíteme que te diga que no entiendo una palabra. En aquel tiempo yo era tu amigo más íntimo, el que te acompañaba á todas partes, y entre tus novias no recuerdo haber conocido ninguna Eugenia. La última de que me hablaste fué Margarita, la querida de don Ramiro; pero á esa ni la cuento, porque para haberle dado tu nombre, era preciso que antes hubicras perdido la razón.

#### DAVID

Según eso, ¿tú no te habrías enlazado con ella?

MANUEL

¡Hombre, no!

DAVID

¿Y por qué?

2.

#### MANUEL

En primer lugar por mí; y en segundo lugar por los demás.

DAVID

No te comprendo.

MANUEL

¡Tú crees en la rehabilitación de la mujer caída?

#### DAVID

Si: yo sostengo que la mujer es rehabilitable, cuando su alma se ha conservado pura, y, sobre todo, cuando su falta ha tenido por móvil, no la vanidad ni los placeres, sino un sentimiento noble y generoso, el de salvar la vida de una madre, como en ese caso.

#### MANUEL

El fin no justifica los medios, y el mundo jamás olvida ese refrán. Cuando ve uno de sus miembros gangrenado, teme corromperse, y, sin preguntar la causa, se contenta simplemente con cortarlo. Por lo demás, no hace sino lo que tú mismo harías en circunstancias semejantes.

DAVID

... ?oY;

#### MANUEL

Es claro, y te lo voy á probar en dos palabras. Un día, por ejemplo, ves á un asesino que me ataca puñal en mano, y te interpones; de esto resulta que me salvas, pero á costa de tu brazo que ha recibido todos los golpes en la lucha; pues bien, si á consecuencia de esto se te gangrena, ¿ te detienes en cortarlo porque haya sido el salvador de un amigo tuyo?

#### DAVID

Si puede sanar, lo dejo.

# MANUEL

El hecho es que eso es imposible, ó por lo menos muy difícil. Mientras el médico *Sociedad* no se con venza de que un miembro podrido es susceptible de curarse, no ha de prescindir de su sistema.

#### DAVID

Manuel, veo que eres muy severo en tus apreciaciones.

# MANUEL

Estoy seguro de que tú piensas como yo; defiendes el caso, y no me extraña, porque Margarita está com-

prendida en él; pero, en el fondo, tú me concedes la razón.

# DAVID (Con estusiasmo creciente)

Te engañas: y no defiendo el caso por Margarita, como dices, sino porque es mi convicción, porque es mi creencia, que cualquier culpable puede rehabilitarse de sus faltas. ¡Yo no condeno como la sociedad al presidiario que ha robado un pedazo de pan para sus hijos, yo no condeno á la pobre mujer sin educación y abandonada, que el día que se muere de hambre se vende en el vértigo de la miseria, por unas migajas de mendrugo!... ¡Yo á quien condeno es á la sociedad que no da trabajo al artesano!... ¡Al que no educa á la mujer!... ¡Al que la compra! ¡Yo á quien condeno es á la sociedad que se enfanga y después se asusta de sí misma!... ¡Á esa madre que arroja á sus hijos en el albañal y que después no quiere reconocerlos!

## MANUEL

¿Y qué le vamos a hacer? Yo quiero convenir contigo en que sea una injusticia imperdonable que los hombres castiguen faltas, de las que tal vez son cómplices; pero está demasiado arraigada para que tú, ó yo, abriguemos la esperanza de destruírla.

#### DAVID

No: yo tengo mis ideas y mi manera de ver las cosas; pero sin la pretensión de hacérselas admitir á la sociedad. Ella puede seguir el camino que le cuadre: yo, por mi parte, lo que nunca haré será sacrificar, en aras de sus caprichos y de sus necedades, ni mis sentimientos, ni mi orazón.

# MANUEL

Pues serás un mártir.

DAVID

Mártir es mejor que necio.

MANUEL

Sin embargo...

DAVID

Dime, Manuel: un hombre que piensa y siente y obra por sí mismo sin consultar con la multitud, tú, por ejemplo, si un día te encontraras con una mujer, angel en el fondo y meretriz en la superficie, que por la primera vez despertara en ti ese anacronismo del sentimiento que se llama amor; si al lado de esa mujer divisaras un horizonte de cielos y un porvenir de felicidad, ¿renunciarías á todo esto por el mundo?

MANUEL

¡Francamente, sí!

DAVID

Mentira!

MANUEL

¿ Mentira?

DAVID

Tú no eres tan miserable para dejarte vencer por la preocupación.

MANUEL

Prescindo del qué dirán.

DAVID

Entonces...

MANUEL

Pero no prescindo de mí mismo.

DAVID

¿ Qué quieres decir con eso?

MANUEL

Supongamos por un momento que tú fueras esposo de Margarita. Dime: ¿no es verdad que en medio de tus njosiones íntimas con ella, cuando febricitante y ebrio

la tuvieras en tus brazos acariciándola, ¿ no es verdad que sentirías algo como el infierno, ante el recuerdo de que aquellos labios estaban manchados por el ósculo de la impureza?

Suponiendo que tú fueras esposo de Margarita, si mañana te diera un hijo, ¿no es verdad que ese hijo tendría derecho á maldecirte por haberle dado una madre, cuya mancha se reflejara sobre su frente? Pero... ¡ja, ja, ja! estamos tomando este asunto tan á lo serio, que no parece sino que mi suposición es verdadera, según el ceño que me estás poniendo. ¡Vamos! querido David, espero haberte convencido por completo, y me retiro contando con que esta noche me referirás entre dos ponches todas las circunstancias y todos los pormenores de tu enlace. Yo te conozco, y deben ser interesantes, porque tú tienes muy buen gusto en materia de aventuras. (Toma su sombrero.)

Con que, ¡arreglarse y hasta la vista! (Tendiéndole la mano.)

DAVID (Secamente)

Adiós.

MANUEL (Desde la puerta.)

Mis saludos para Eugenia.

# **ESCENA VIII**

# DAVID SOLO

Apoyado en un sillón permanece algunos instantes con la mirada fija y como anonadado. En sus palabras como en su acción se hará notar la lucha que sostienne.

Expresiones para Eugenia...; Sí, para Margarita!... ¡Y yo que nunca me había fijado en ello!... ¡Manuel tiene razón! Sus primeros besos, sus primeras caricias...; Oh!; en este momento es cuando estoy sintiendo ese torcedor de los recuerdos, ese infernal suplicio del pasado!... ¡Es verdad! Yo creía tener valor para vencer esa preocupación á fuerza de cariño; pero, desde hoy, ya no podré verla sin... ¡Esto es horrible! Y luego, si yo tuviera un hijo...; Dios mío! ¿qué he hecho para que me castigues de este modo? (Pausa.); Nada!; mi porvenir destruído...!; mis ilusiones tronchadas...! De hoy más, no seré sino la befa de la sociedad, que me escupirá á la cara ese nombre de lodo...; Margarita!; Ah!; Manuel no sabe lo que sus palabras han hecho germinar en mi corazón...! ¡Y el baile...! ¡Es preciso que Eugenia vaya al baile...! Exploraré el terreno, así tendré algo á qué atenerme.

# **ESCENA IX**

# DAVID Y EUGENIA

EUGENIA

¡ Amigo mío!

DAVID

¡Margarita... Eugenia!

EUGENIA (Con amargura)

David, ¿por qué pronuncias ese nombre? ¿Tienes algún motivo de queja contra mí?

DAVID

Yo...

**EUGENIA** 

¿Juzgas acaso que no es suficiente lo que sufro, lo que el mundo me hará sufrir mañana para expiar una falta que...

DAVID (Como temiendo ser oído)

¡Silencio!

#### **EUGENIA**

¿Y añades tú también tu insulto...?

DAVID

Eugenia...

# **EUGENIA**

¿Crees que sea necesario que oiga yo ese nombre para acordarme de aquel tiempo en que era la...

## DAVID

; Silencio!

#### **EUGENIA**

¡Ah! yo pensaba que jamás encontraría un tormento más espantoso que el que llevo en mí misma hace cinco años, y sin embargo...

## DAVID

¡Vamos! perdóname... yo te juro que... que no tuve ningún objeto al decirte esa palabra... brotó de mis labios sin saber cómo... yo te aseguro que jamás volverá á sonar en tus oídos!... ¿ Estás contenta?

#### **EUGENIA**

1 David!

### DAVID

No llores...; es la primeza vez que cometo esa inadvertencia, y te ruego que me disculpes!... Me parece que tengo derecho para pedirte ese tavor...

#### **EUGENIA**

Está bien...

# DAVID

¿Y ya has arreglado todo lo necesario para ir al baile?

#### **EUGENIA**

¿El baile? No, todavía, no.

# DAVID

¡Perezosa! pues apresúrate mientras yo voy á hacer lo mismo, porque á las nueve prometiste estar en la casa de María.

#### EUGENIA

# ¡Es verdad!

(David se retira volviendo la cara y deteniéndose á cada paso para mirar á Eugenia. Al llegar á la segunda puerta derecha, termina la vacilación de que ha estado poseído, y como resolviéndose, retrocede apresuradamente hasta Eugenia, cuya cabeza coge entre sus manor para besarla, soltándola bruscamente en el instante de ir á hacerlo

# DAVID

¡No! (Vase precipitadamente.)

# EUGENIA

¡Ah! (Cae desplomada en el sillón cercano.

FIN DEL ACTO PRIMERO

# ACTO SEGUNDO

Salón de descanso, profusamente iluminado, con dos puertas al foro, á través de las cuales se verá un patio con una fuente en el centro, rodeada de tiestos con madreselvas y otras plantas trepadoras. En el salón, espejos, cuadros, columnas, bustos, sofás, sillones, consolas, alfombra, candil, candelabros, todo de lujo y colocado con gusto.

# **ESCENAI**

# DON RAMIRO

¡Vaya una cuasualidad! ¡Ella aquí! Lo que yo menos me podía esperar en este baile. Después de cinco años en que casi había acabado por olvidarla, se me aparece de repente con su verdadero nombre, y casada nada menos que con el pintorcito de David, que tiene todo el descaro suficiente para traerla á una tertulia y presentarla como su esposa. ¡Y qué bien se habrán reído de mí los dos palomos!... Es claro, después de la partida que me jugaron... pero ya, ya les arreglaré las cuentas.

# ESCENA II DON RAMIRO Y ANTONIO

# ANTONIO

Querido don Ramiro.

RAMIRO

Querido Antonio, ¿ cómo vamos?

ANTONIO

¿Qué diablos se hace usted por aquí tan solo! (Precisamente como yo lo necesitaba.)

RAMIRO

Ya lo ve usted, fastidiarme.

ANTONIO

Fastidiarse?

RAMIRO

Sí, descansando de la fatiga y huyendo de ese alegre torbellino, donde tanto se baila y se divierte.

#### ANTONIO

¿Ha estado usted muy contento de la fiesta?

#### RAMIRO

¡ Hombre, si!

# ANTONIO

¿Y qué tal de muchachas? ¿Habrá hecho usted muchas conquistas, no es verdad?

#### RAMIRO

¿ Conquistas?

ANTONIO

¿Y por qué no?

#### RAMIRO

Usted decididamente está de broma, porque de otra manera no puede comprenderse que quiera convertir en Cupido á un hombre que cuenta ya diez lustros bien completos.

#### ANTONIO

Pues, lo que soy yo, me he encontrado con una muchacha... ¡y qué muchacha!

#### RAMIRO

¿Bonita, eh?

#### ANTONIO

Encantadora, y sobre todo novelesca.

#### RAMIRO

Novelesca?

## ANTONIO

Ya lo creo, si es todo un tipo, todo un personaje de comedia.

#### RAMIRO

¿Y esta noche es cuando usted la ha conocido?

#### ANTONIO

No, no, señor, hace algún tiempo; sólo que estos últimos años la había yo perdido de vista enteramente.

#### RAMIRO

¡Ah! ¡ah!

#### OINOTKA

(Es preciso que este viejo se ponga de mi parte.)

# RAMIRO (Áparte).

(¿Á dónde irá á parar este muchacho?) ¡ Con que decía usted que esa chica es una historia!

# ANTONIO .

Puede usted juzgarlo por sí mismo por este pasaje de su vida.

# **RAMIRO**

Á ver, oigamos.

(Se sientan).

#### ANTONIO

Figurese usted que la joven à que me refiero vivía muy humildemente con su madre enferma en una casita de los arrabales, cuando un hombre, que probablemente era un gran filántropo, le propuso una de esas infamias que la generalidad de las mujeres no escuchan sin ruborizarse y sin estremecerse. La infeliz luchó por algún tiempo entre el amor de su madre y el sentimiento de la virtud; pero una noche la pobre señora se moría por falta de un mendrugo, y... ¡el cariño filial venció! El viejo vió cumplidos sus deseos.

#### RAMIRO

(Es Murgarita, no me cabe duda.)

#### ANTONIO

El sacrificio fué inútil, porque la desgraciada, al acercar el pan de la deshonra á los labios de su madre, encontró que estaba muerta.

# RAMIRO

¡Pobre niña!... Pero, prosiga usted, que la historia está positivamente interesante.

# ANTONIO

Pues bien; al verse sola y enteramente abandonada, la joven, sin experiencia, y arrastrada por las circunstancias, se dejó engañar por su miserable protector, que en vez de esposa la hizo su querida. Ante la sociedad, pasaba por su sobrina; pero ya usted comprenderá que no todas las cosas pueden ocultarse, y que al cabo y al fin se supo de qué naturaleza eran aquellas relaciones.

#### RAMIRO

Era de esperarse; ya lo creo.

# ANTONIO

Un pobre artista, sin embargo, tomando la ficción de buena fe, se enamoró pérdidamente de la chica, que no habiendo amado nunca, sintió por él una atracción simpática y desconocida. Así pasaron muchos meses; él engañado y cada vez más ciego, y ella ocultando un cariño que consideraba una

locura. Á cada instancia del amante, ella contestaba que prescindiera de un amor que jamás podría pagarle, eludiendo la respuesta franca, tanto por no darle un golpe demasiado rudo, como por no tener que sonrojarse ante sus ojos. Una noche, sin embargo, se lo dijo todo, esperando de esta manera disuadirle; pero, por el contrario...

#### RAMIRO

El muchacho persistió en su idea.

# ANTONIO

Y no sólo eso, sino que teniendo que partir para Italia en esos días, la víspera de su marcha se enlazó en secreto, y á la mañana siguiente desapareció con ella, dejando burlado al viejo, que se hallaba postrado por la gota, y al mismo tiempo á un pretendiente que tenía el capricho de arrebatársela y haceria su querida.

#### RAMIRO

¡Ah! ¿Con que había otro además del afortunado?

#### ANTONIO

Otro, á quien ella sólo contestaba con desprecios, sospechando tal vez sus intenciones.

# RAMIRO (Bruscamente y levantándose).

¿Y todo esto, en resumidas cuentas, á qué viene?

## ANTONIO

¡Hombre! ¡Vaya una pregunta!

#### RAMIRO

¿Usted conoce á todos los personajes de su cuento?

#### ANTONIO

¿Y usted conoce á todos los individuos de mi

**RAMIRO** 

Yo a todos.

ANTONIO

Y yo también á todos.

RAMIRO

Ella es Margarita.

ANTONIO

Y él es David.

RAMIRO

Los otros dos...

#### ANTONIO

Somos usted y yo.

#### RAMIRO

Tenemos la venganza en nuestras manos.

## ANTONIO

Eso es precisamente lo que yo deseo.

## RAMIRO

La sociedad está de nuestra parte.

#### ANTONIO

Eso era lo que yo pensaba.

#### RAMIRO

David es un artista que no sueña más que con sus pinceles y su Eugenia, y...

# ANTONIO

Perfectamente, comprendo el plan de usted, y es el mismo que yo me había forjado.

# RAMIRO

¡Bien! pues esta misma noche es necesario que

reciba el golpe; y muy despreocupado y poco pundonoroso ha de ser, si no se encarga él mismo de vengarnos.

# ANTONIO

¡Seguro! (¡Después ella será mía!)

## RAMIRO

¿ Qué decia usted?

#### ANTONIO

¡ Nada! que lo demás de mi cuenta corre; yo le aseguro á usted que será el golpe de gracia.

#### RAMIRO

¿Qué es lo que piensa usted hacer?

#### ANTONIO

Ahorre usted preguntas, y obremos cada cual por nuestro lado. Cualquier medio será bueno, si el resultado corresponde á nuestros intereses.

#### RAMIRO

Creo que nos hemos entendido, y no sería malo...

# ANTONIO

Poner manos á la obra, ¿no es verdad? Pues hasta la vista.

# RAMIRO

Sí, querido Antonio, hasta la vista.

(Antonio va á salir, y al llegar á una de las puertas del foro, se detiene por Eugenia y Manuel que aparecen en ella.)

ANTONIO (Al verlos).

¡Ah!

# **ESCENA III**

# DICHOS, EUGENIA Y MANUEL

## MANUEL

¿Á dónde tan deprisa, Antonio? Señor don Ramiro... (Saludándoles.)

#### ANTONIO

Vine á orear mi frente bañada de sudor por el cansancio, y vuelvo nuevamente al baile, para aturdirme en su bullicio y en sus armonías. Si ustedes gustan...

#### MANUEL

¡Gracias! Eugenia está un poco fatigada, y mientras...

## ANTONIO

Entonces, ustedes dispensarán que no los acompañe; pero en cambio don Ramiro hará mis veces.

## RAMIRO

Con mucho gusto.

ANTONIO (Á Eugenia).

Á los pies de usted. (Á Manuel.) ¡Adiós!

# ESCENA IV

DICHOS, menos ANTONIO

# MANUEL

Vamos, Eugenia, tome usted asiento, y permitame que la presente à don Ramiro, uno de los admiradores de David, y que hace un momento sue indicaba el deseo de conocerla.

#### RAMIRO

¡Señora!...

## **EUGENIA**

¡Caballero!...

#### **RAMIRO**

Usted me perdonará si cree un atrevimiento la indicación que hice á Manuel de que en la primera oportunidad me presentara con la esposa de uno de nuestros más célebres artistas; pero yo soy así: cuando me encuentro con una notabilidad, identifico con ella todo lo que se la relaciona, y me agrada conocerlo.

#### MANUEL

Y, más, cuando se trata de la compañera de trabajos y de estudios, como en este caso, ¿no es verdad?

#### RAMIRO

Seguramente, basta con que á sus ojos se haya desarrollado y tomado vuelo el genio artístico de nuestro amigo, para que sobre su frente irradie algo de la gloria que á él le corresponde.

#### EUGENIA

¡ Señores!... (¡Qué situación tan espantosa!)

#### RAMIRO

Por lo demás, Manuel, convenga usted conmigo en que si la carrera del artista es un calvario, el calvario de David ha de haber sido muy dulce teniendo á su lado una esposa como Eugenia.

# MANUEL

Sin duda alguna; un artista de corazón como David, necesitaba una joven virtuosa como Eugenia.

**EUGENIA** 

(¡Dios mío!)

MANUEL

Yo lo digo por mi parte; en el caso de tomar estado, elegiría á cualquiera menos á una mujer indigna.

RAMIRO (Con intención).

¿Qué le parece à usted, Eugenia?

**EUGENIA** 

Á mí...

MANUEL.

Eugenia dice lo mismo que yo; y aunque su esposo sea tan soñador que defienda la rehabilitación y quién sabe cuántas otras utopías, yo me felicito de que ella se haya interpuesto en su camino, porque, así, le ha evitado una calaverada que le habría costado muchas lágrimas.

(Se levanta con naturalidad á recorrer los cuadros del salón).

#### **EUGENIA**

(¡El no sabe!... ¡Qué suplicio!)

#### MANUEL.

Yo quisiera que se hallara aquí para preguntarle si insiste todavía en sus opiniones; le pondría un paralelo para que juzgara, á ver si entonces me decía lo mismo.

(Durante la distracción de Manuel con un álbum que halla sobre una de las consolas, Eugenia y don Ramiro sostienen apresuradamente el siguiente aparte.)

#### **RAMIRO**

¿ Qué respondes á eso, Margarita?

#### EUGENIA

¿Quién le da á usted derecho para insultarme, caballero?

Nada de escenas teatrales, que pondrían tu situación en peor estado.

#### **EUGENIA**

Pero, en fin, ¿ qué es lo que usted quiere?

#### RAMIRO

Casi nada : hablarte á solas un momento sobre ciertas materias que tenemos atrasadas.

**EUGENIA** 

¡Imposible!

RAMIRO

¿Cómo imposible?

#### **EUGENIA**

Yo no puedo ni debo acceder á un capricho semejante.

#### RAMIRO

Te advierto que si no lo haces por bien, lo harás por fuerza.

#### **EUGENIA**

Sería difícil que usted lo consiguiera.

Yo pienso que es muy fácil.

#### **EUGENIA**

Manuel es amigo de mi esposo... y...

#### RAMIRO

Manuel ignora la verdad, y tú no serás tan necia que quieras descubrírsela.

## **EUGENIA**

Pero usted es un infame!

## **RAMIRO**

Tal vez; mas como esto se va haciendo demasiado largo, es preciso que termine.

**EUGENIA** 

¡Por compasión!

**RAMIRO** 

¿No?

**EUGENIA** 

Pues bien, ino!

¡Perfectamente! ¡Tú quieres que Manuel, que te ve como una mujer digna y honrada, y que te llama Eugenia, te aplique lo que acaba de decir, y que reconozca á Margarita, que fué en un tiempo mi sobrina! Muy bien; ahora verás cómo eso se arregla conforme á tu deseo

(Yendo hacia Manuel.)

EUGENIA (Déteniéndole)

¡Piedad! ¡Por última vez, piedad!

## **RAMIRO**

¡Vamos! Inventa cualquier pretexto para alejarle, y acabemos.

**EUGENIA** 

¡Pero, por Dios!

**RAMIRO** 

Le suplicas que vaya á buscar á David, por ejemplo, y entretanto...

**EUGENIA** 

Manuel.

(Á éste.)

MANUEL

Eugenia.

Voy á tomarme la libertad de inferirle una molestia.

#### MANUEL

Me dará usted un placer si en algo puedo servirla.

#### **EUGENIA**

Desearía que se tomara usted el trabajo de buscar à David y decirle que le espero aquí.

#### MANUEL.

Será usted complacida en el instante.

**EUGENIA** 

Entonces...

MANUEL

Con el permiso de usted, vuelvo. (Vase.)

# ESCENA V

EUGENIA, DON RAMIRO

**EUGENIA** 

Y bien, caballero, concluyamos!

Margarita, la casualidad ha hecho que nos veamos al cabo de cinco años, y es fuerza aprovecharla para poner las cosas en su verdadero punto de vista. Tú creerás tal vez que al recogerte librándote de la miseria y del infortunio, no me impulsaba otro sentimiento que comprar de esa manera tus caricias; tú creerás que un viejo respecto de una joven no puede abrigar otra cosa que un capricho, y, sin embargo, Margarita, si tú no lo adivinaste, la verdad era que vo, inconstante por naturaleza, había sentido despertar en mi interior algo que tu presencia y tus miradas hicieron conmover y estremecerse. Á fuerza de cariño, pensé hacerte olvidar mis años; confiaba en que tendrías compasión del pobre viejo, y que acabarías por amarle... y me sonreía á solas, acariciando en mi alma esa ilusión. Yo confieso que mi edad y las circunstancias en que me conociste debieron obligarme à desecharla; pero hay casos en que el hombre se empeña en una idea, y se encuentra capaz hasta de escalar el cielo. Mi alma soñaba en que llegaría á destruír la barrera interpuesta entre nosotros; y mientras, un extraño venía y me lo arrebataba todo, absolutamente todo. Tú me dirás que un hombre puede comprarlo todo en una mujer

menos el alma; tú me dirás que el oro no te constituía en la obligación de amarme; que yo no tengo derecho para quejarme contigo, ni para pedirte cuentas; más todavía, me dirás que en vez de una deuda de gratitud, abrigabas hacia mí todo el aborrecimiento de una mujer al que la ha perdido; norabuena, Margarita, pero el verdadero amor es exigente, y si tú no me has perdonado tu desgracia, de la que yo te habría salvado, amándome, yo tampoco he podido ni puedo perdonarte que de un golpe mataras todos mis delirios y mis esperanzas. Hace un instante me decías que era un infame: pues bien, sí, seré un infame, pero no es á mí á quien debes culpar de que lo sea, sino á la fatalidad que ha hecho nacer en mí esta pasión terrible y egoísta. Por lo demás, ¿ crees tú que pueda yo resignarme á que un hombre me arrebate lo que yo había divinizado, lo que yo había colocado en un altar para adorarlo? ¡No, Margarita, no! Yo te he amado, te adoro todavía, y es necesario que tú me ames.

**EUGENIA** 

¡Imposible!

RAMIRO

¿Y por qué ha de ser imposible?

Porque mi alma es de David, y mis deberes...

#### RAMIRO

¿Tus deberes?...; No! No son ni tu amor ni tus deberes los que te retienen al lado de tu esposo; porque si tú le amaras, por él mismo, sin que tu propio interés tomara parte, comprenderías los sufrimientos que le torturarán mañana, cuando la sociedad te vea á su lado, no con la frente altiva v orgullosa de la mujer sin mancha, sino con la frente humillada de la mujer que ha cometido una falta; comprenderías que él se ruborizará de tu vergüenza cuando el velo de tu pasado llegue á descorrerse, y que acabará por maldecirte al ver encadenado su porvenir al poste de su deshonra. Tú quieres permanecer á su lado, no porque la obligación te lo prescriba, sino porque en la fiebre del cariño, te olvidas de un deber que exige que te apartes, que te alejes para dejarle libre v respetado.

## EUGENIA (Estallando.)

¡Dios mio! Pero ¿por qué me dice usted todo eso?

Porque es preciso que veas la situación tal cual ella se presenta, porque es preciso que palpes ese doble porvenir que se te aguarda: ó el remordimiento y el hastío, viviendo con tu esposo, ó el sacrificio y la satisfacción, anteponiendo á todo su felicidad. Por otra parte, si tú no puedes vivir sin sus caricias, ¿crees que tenga para ti caricias el hombre que mañana te mire constituída en su verdugo? ¡No, Margarita! ¡Aun es tiempo de salvar á David y á tu conciencia! Una separación puede hacernos dichosos á los tres... al que amas... al que te ama, y á ti misma.

#### **EUGENIA**

¡Está bien... yo...

#### RAMIRO

¿Accedes? ¿Te resuelves? ¡Ah! ¡Gracias, gracias!

#### **EUGENIA**

¡No, eso; nunca!

#### RAMIRO

¿ Qué es lo que dices? Rechazas mi cariño y mis promesas?

Sí.

RAMIRO

¿Las rechazas?

**EUGENIA** 

Las rechazo.

RAMIRO

Es decir que...

**EUGENIA** 

Nada puede haber de común entre nosotros.

RAMIRO

Por última vez, piénsalo.

**EUGENIA** 

Ya lo he pensado.

RAMIRO

Más tarde tal vez no haya remedio, mientras que ahora una sola palabra tuya puede evitar mayores resultados.

**EUGENIA** 

He dicho ya que no.

Enhorabuena: me retiro... ya no volveré á molestarte ni con mi presencia. ¡Hasta luego, Eugenia! ¡Hasta luego, Margarita!

## ESCENA VI

## **EUGENIA**

¡Miserable! ¡Cómo pudo pensar que yo consentiría! ¡Ah! ¡Si sólo el recordarlo me da miedo!... (Pausa.) ¡Qué suplicio! ¡David!... ¡ mis deberes!... ¡ mi pasado!... No, yo no tengo derecho á esperar que la quietud y la calma vuelvan otra vez á sonreírme. Antes, yo no sufría más que en mis horas de reconcentración, cuando poniéndome frente de mí misma, encontraba en vez del semblante de la niña, un semblante que me hacia bajar los ojos de vergüenza; ¡ pero llegaba David, y con sus alhagos me hacía olvidarlo todo! ¡Sus caricias!... ¡ Ay! ¡ Ya esta tarde sus labios han pronunciado el nombre de Margarita!... ¿ Y... mañana...? ¡ Dios santo! yo no quiero que él me acuse de su desgracia... Sufriré yo sola;

pero no mancharé su nombre con el mío; no le pagaré con un infierno el paraíso que me ha dado. Serían una vileza y una suprema ingratitud. ¡Antes la muerte!

## ESCENA VII

## EUGENIA, MARÍA Y ANTONIO

ANTONIO (En la puerta.)

Manuel decia bien, aqui esta Eugenia.

# marta

En efecto, Antonio. Gracias.

#### ANTONIO

(¿ Qué habrá sucedido con don Ramiro?)

## MARÍA

Que no sea yo causa de que usted desaproveche estos instantes. Le he distraído en medio del baile para inferirle una molestia, y si desea volver...

#### ANTONIO

¿Me concede usted permiso? [Así veré al viejo.]

## MARÍA

¡Por supuesto, y gracias!
(Vase Antonio)

## ESCENA VIII

## EUGENIA Y MARÍA

## MARÍA

¡Querida Engenia! Pero... ¿qué tienes? ¿qué te pasa? ¿ por qué lloras?

#### **EUGENIA**

¡María!

# MARÍA

Vamos respóndeme, ¿qué tienes? ¿acaso estás enferma?

#### **EUGENIA**

¡Nada, no tengo nada! ¡Vete, vete!

## MARÍA

¡ Que me vaya? ¿y por qué quieres que me vaya? No comprendo...

## EUGENIA (Sollozando.)

¿ Sabes tú quién soy yo?

## MARÍA

La compañera más querida, la amiga de mi corazón.

#### **EUGENIA**

¡No, María! ¡Yo soy la mancha que se extiende, el pantano que lo infecta todo, y que lo mata todo... soy la hija del infortunio, que no puede dar más que infortunio... la pobre criatura que no tiene derecho ni al amor, ni á la amistad, ni á la compasión, que no tiene derecho más que á la burla y al escarnio!... ¡Vete, María, vete!... ¡En esto momento estamos solas, pero si alguno te viera aquí conmigo, te comprendería en sus desprecios y sus risas por haber tenido lástima de mi dolor y de mi llanto!... ¡Déjame!... una mujer como yo, debe estar abandonada, proscrita de la sociedad, en medio de ella, sin amparo, sin refugio ... ¡cuando más con el consuelo de sus

lágrimas! En otro tiempo podía yo presentarte mi frente para que la besaras; pero, ahora, tengo miedo de que hasta tú, mi hermana, me desprecies al leer en ella este nombre maldito que la cubre. ¡¡Ayer!!

(Alza la cabeza cubriéndose luego la cara con las manos.)

MARÍA

¡Eugenia!

EUGENIA

¡Sí, hasta tú, María, lo único que me queda ya sobre la tierra!

MARÍA

¡Y David!... ¿Por qué le olvidas?

**EUGENIA** 

¡Ah! es cierto... tú no sabes lo que esta tarde ha sucedido.

MARÍA

¿ Qué ha sucedido? Acaba.

EUGENIA

David ...

MARÍA

¡Concluye!

¡Ha olvidado el nombre de su esposa para llamarla Margarita!

## MARİA

¡ Margarita!

#### **EUGENIA**

Sí, y después, cuando comprendió todo el mal que me había hecho, en un arrebato de pasión, cogió mis sienes entre sus manos convulsas para besarme, y cuando yo esperaba sobre mis cabellos el contacto de sus labios, le vi retroceder como horrorizado, desistiendo de su idea. ¡Ah! ¡María! Tú ni siquiera puedes figurarte lo horrible que es un desprecio que viene del que se ama; tú ni siquiera puedes figurarte cuánto se encierra en eso de desgarrador y terrible. (Llora.)

## marta

¡Vamos, amiga mía! Cálmate, no llores ni te desesperes; si sufres mucho, mi corazón' al menos, jamás te negará ni el cariño que te debe, ni una palabra de consuelo en tus pesares.

#### **EUGENIA**

¡Gracias, con el alma gracias!

## MARÍA

Quizá no estén muy lejano el término ni el remedio...

#### **EUGENIA**

¡Sí, en la tumba!

## ESCENA X

DICHAS, DAVID, MANUEL, ANTONIO
y después UN CRIADO

#### MANUEL

¡Bah! querido David, fuerza es que te convenzas. No debes tomar á pechos un asunto que en nada te concierne.

DAVID (Sombrio.)

¿Qué en nada me concierne?...

MARÍA

¿ Qué sucede, Antonio?

**EUGENIA** 

¿ Manuel, de qué se trata? (Con interés.)

#### ANTONIO

Cualquiera cosa, señoritas; ha oído David, en un grupo, murmurar de una joven que se halla en este baile, y ha salido á su defensa.

MARÍA

¿ Y qué decian?

**EUGENIA** 

Sí, ¿y cómo se llama?

#### ANTONIO

Yo no oí su nombre, si es que lo dijeron. Nosotros (Señalando a Manuel) llegamos cuando refiriéndose á sus antecedentes, opinaban que su esposo hacía muy mal en traerla á tertulias como ésta, de personas honradas y de educación.

#### MANUEL.

Eso ha sido todo; pero este David, con su genio quijotesco ha querido probarles que en algunas circunstancias la mujer es perdonable en sus debilidades y en sus extravios, y que...

CRIADO (Entrando.)

Me han dicho que traiga esta carta.

#### ANTONIO

(Ha llegado la hora.)

CRIADO

Es del amo de la casa.

DAVID

¿Á quién te dijo que la dieras?

CRIADO (Señalando à Eugenia.)

¿La señora se llama Margarita?

DAVID (Reprimiéndose.)

La señora se llama Eugenia.

CRIADO

Eso es, sí, pues entonces es para la señora (Se la da y se retira.)

MANUEL

(Pues, señor, no entiendo una palabra.)

## **EUGENIA**

¡Dios mio! ¿Que contendrá esta carta? (La abre yl lee aparte.)

- « Señora : su nombre y su reputación correñ ya » de boca en boca entre los convidados; si usted
- » quiere evitarse y evitar á su esposo una vergüenza,
- » me atrevo á suplicarla que abandone mis salones.
- » tal vez muy peligrosos para usted. »

(Eugenia permanece como petrificada, viendo a David que le arrebata la carta, sin que ella oponga resistencia. David recorre el papel, y se lanza sobre Eugenia, deteniéndose en el momento casi de tocarla.)

#### DAVID

¡Tú! ¡no!... yo... ¡la fatalidad!

(Sale precipitadamente entre los demás que le abren paso. Telon rápido.)

FIN DEL ACTO SEGUNDO

# ACTO TERCERO

(Decoración del acto primero)

## ESCENA I

MANUEL, un CRIADO

#### MANUEL

¿ Es decir que no ha vuelto todavía?

#### CRIADO

No, señor, no ha vuelto. Vino con la señora, y salió inmediatamente, llevando su caja de pistolas.

MANUEL.

¿Su caja de pistolas? ¿Y Eugenia?

CRIADO

Está en su habitación. Si usted quiere que la llame...

#### MANUEL

No, no, déjala. (¡ Ni podría yo verla frente á frente! ¡Sin intención me he convertido en su verdugo! ¡Pero como había de sospecharme!... Y David... Cuánto le habrá torturado lo que esta tarde le dije en el entusiasmo de la discusión. ¡Si yo lo hubiera sabido! Hasta cierto punto yo tengo la culpa de todo esto. ¡Qué diablo! Por lo pronto lo que debo hacer es evitarle otra desgracia, ya que ésta es imposible remediarla.)

(Al criado.) Si viene tu amo, le dirás que me espere jeh! que le necesito.

**CRIADO** 

Está muy bien, yo'le avisaré.

MANUEL

Apresuremonos antes que sea tarde. (Vase.)

# ESCENA II EL CRIADO Y EUGENIA

**EUGENIA** 

¿Quien hablaba aquí contigo?

CRIADO

El señor Romea.

**EUGENIA** 

¿ Vino á buscar á David?

**CRIADO** 

Sí, señora; le dije que no estaba en casa.

**EUGENIA** 

Bueno, puedes retirarte. (Vase el criado.)

## **ESCENA III**

# EUGENIA, sola

¡Qué día tan horrible! ¡Al fin se han realizado todos mis presentimientos! Era tuerza que sucediera de ese modo; era fuerza que en la campana del destino sonara la hora de la expiación y del castigo. Ya esta noche se ha forjado el primer eslabón de la cadena que debe sujetarme á los dolores. (Pausa.) ¡Pobre David! ¡Cuánto habrá sufrido á causa de su infeliz esposa! ¡Ah! ¡todo el cariño que una mujer puede encerrar dentro de su alma no sería suficiente

para curar la herida, para cerrar la llaga que ha abierto en su corazón el puñal de mi pasado! Yo nunca debi consentir en este enlace, que à él como á mí nos condena á un martirio siempre palpitante y siempre negro. ¡La sociedad es muy severa! ¡Juzga y sentencia sin ninguna compasión para el culpable! ¡Y si se conformara nada más con eso!... Pero en sus fallos incluye hasta al inocente, al que no ha tenido otra falta que disentir de su opinión y despreciarla. Porque David, ¿qué culpa tiene David de mi desgracia? ¡Y yo no tengo ni á quién acusar!... ¡mi madre!... ¡no, no! ¡Mi santa y buena madre ni siquiera se figuraría en el instante de abandonar la tierra, que en ese mismo instante su pobre Eugenia se vendia para comprarle otras cuantas horas de existencia! ¡No, vo no tengo derecho ni á su gratitud; cuando más á su perdón... á que no me maldiga desde el cielo...

## **ESCENA IV**

## EUGENIA, ANTONIO

ANTONIO (Colocando su sombrero en la silla próxima á la puerta.)

¡Magnífico! Está sola; entremos. Buenas noches, Eugenia.

Antonio, buenas noches. ¿Á qué debo ver á usted á estas horas por mi casa? (Antonio se sienta á la invitación muda de Eugenia.)

#### ANTONIO

Eugenia, después de lo que ha pasado en el baile de San Cosme, creí que no era conveniente á mi dignidad, como verdadero amigo de usted y de su esposo, permanecer en el salón un solo instante. Mi carruaje estaba á la puerta, y me resolví á venir á acompañarlos.

EUGENIA

Gracias.

#### ANTONIO

Usted me hará justicia en creer que he sentido como ninguno la desagradable ocurrencia de que yo mismo fuí testigo á mi pesar.

#### EUGENIA

Antonio...

#### ANTONIO

Por que, en fin, usted no merecía que la hubiera abochornado con un desaire tan grosero.

¡Ah!

#### ANTONIO

Pero usted no debía haber aceptado la invitación, considerando que...

**EUGENIA** 

(¡Esto más!)

ANTONIO

Esas gentes sin educación y...

#### **EUGENIA**

Caballero: podía usted haberme ahorrado una visita cuyas intenciones se traslucen tan á las claras.

## ANTONIO

¿Por qué dice usted eso, Eugenia?

#### **EUGENIA**

¡Porque sus palabras, aparentemente de consuelo, no son en el fondo ano un insulto cobarde y miserable!

#### ANTONIO

Eugenia: permitame usted que le diga que me ha

comprendido muy mal, y que ignoro qué razones pueda usted tener para justificar lo que me ha dicho.

#### **EUGENIA**

¿Sí? ¿Piensa usted que desconozco el origen de lo que hoy ha sucedido? ¿Cree usted que yo no he adivinado en qué cabezas ha nacido el pensamiento de perderme, el pensamiento de despertar y avivar la murmuración, para que arrojara sobre mi frente lo asqueroso de su insulto?; Ah!; Ustedes los hombres de mundo v del gran tono son así... infames v mezquinos!... Se figuran que con el dinero pueden alcanzarlo todo, y cuando se encuentran con una muier que sabe resistir á sus caprichos criminales, porque no quiere convertirse en mercancía se vengan de ella, como usted, haciendo una arma de su debilidad y de sus faltas. Se llaman católicos y filantropos, y entienden la caridad á su manera, perdiendo á una desgraciada que se muere de hambre, y siendo los primeros en el cinismo para levantar la piedra y arrojársela.

#### ANTONIO

No sabía yo que tenía usted este otro mérito. Sabe usted disertar perfectamente.

¡Yo también ignoraba que á más de infame fuera usted cobarde!

#### AN TONIO

Dejémonos de insultos, y acabemos. El incidente de esta noche ha puesto la situación de usted desesperante, su esposo la abandonará probablemente, no siendo posible seguir viviendo unidos como hasta ahora, y usted, en el último resultado, se hallará sola y sin apoyo, reducida á la mendicidad y á la miseria. Este porvenir se ve tan claro, que ni siquiera se puede poner en duda abrigando otra esperanza; lo necesario es evitarlo en cuanto quepa. Si usted quiere, mañana mismo tendrá lugar esa separación, pero al menos no le faltará con qué vivir, no digo en la comodidad; hasta en la opulencia.

## EUGENIA (Indignada.)

¡Caballero!

#### ANTONIO

Permítame usted concluír. En otro tiempo, cuando le hubiera sido muy fácil hacer feliz á un hombre que la amaba, aceptando sus promesas, usted se mostró inflexible, inexorable; despreció sus ruegos y sus

lágrimas, porque en el horizonte de la vida, divisaba usted un mundo más risueño, un porvenir más alhagador y más querido. Pues bien, Eugenia; hoy que el amor de ese hombre vive todavía, hoy que de rodillas viene á pedirle y á suplicarle nada más que un poco de cariño; hoy que David, ese mundo y ese porvenir soñados, se ha vuelto un imposible para usted. Eugenia, ¿no tendrá derecho su pobre amante de ha cinco años para ofrecerle con su corazón y sus riquezas una tabla salvadora en su infortunio? ¿No tendrá derecho para decirla: huyamos, en Europa nadie nos conoce, buscaremos un lugar aislado, oculto entre flores, y allí, unidos los dos por el cariño, obligaremos á la fortuna á que vuelva á mostrarnos sus sonrisas?

**EUGENIA** 

¡Basta!

ANTONIO

¿ Pero que responde usted, Eugenia?

#### **EUGENIA**

Le perdono á usted este nuevo ultraje, pero puede evitar el continuarlo.

ANTONIO

Es que yo...

De lo contrario me veré en la necesidad de llamar à mis criados para que le arrojen.

#### ANTONIO

¿ Me amenaza usted entonces?...

#### **EUGENIA**

Es simplemente una advertencia.

#### ANTONIO

¡Ah! Sí; como la que recibió usted en la tertulia, ¿no es verdad?

#### EUGENIA

¡Caballero, salga usted de aquí en el acto!

#### ANTONIO

Una palabra nada más. Si mañana cuando usted haya comprendido que en esta casa nada tiene que esperar; que David será para usted un remordimiento y una acusación constantes; si mañana, recordando lo que hoy le he prometido, quiere usted acogerse en es brazos...

¡Miserable! (Dirigiéndose á la campanilla.)

## ANTONIO (Deteniéndola.)

No es preciso que usted llame, me retiro. La amo á usted demasiado para desear que la crónica escandalosa de mañana la tome por dos veces á su cuenta.

#### **EUGENIA**

En el instante salga usted de aquí.

#### ANTONIO

Obedezco...; está muy bien! (Tomando su sombrero.) Adiós, Margarita; y cuente con una invitación para mi próximo baile.

#### **EUGENIA**

¡Esto es ya demasiado, Dios mío!

#### ANTONIO

¡Vaya, vaya! ¡Adiós! (Vase.)

## ESCENA V

# EUGENIA, después MARÍA

#### **EUGENIA**

¡Virgen santa! ¿Qué he hecho yo para que me atormente de esta manera mi destino? ¿Qué he hecho yo para no ver en mi derredor más que implacables verdugos que en su crueldad hacen una diversión de mis dolores?

MARÍA

¡Eugenia!

EUGENIA

¿Le has visto?

MARÍA

¿ Á quién?

**EUGENIA** 

Á Antonio.

MARÍA

Le vi subir á su carruaje; ¿por qué me lo preguntas?

**EUGENIA** 

¿Sabes á qué vino?

## MARÍA

No, ni pudiera sospecharme...

#### **EUGENIA**

Á cebarse en su venganza y á ofrecerme una limosna, á proponerme que abandonara á David para marchar con él á Europa.

## MARÍA

Pero ese hombre es un infame...

#### EUGENIA

Sí, un infame que ha aprovechado la ocasión de dovolverme todo el odio que le tengo, y pagarme todo el aborrecimiento que me inspira.

#### MARÍA

¿Y tu esposo no ha vuelto todavía?

#### **EUGENIA**

No ha vuelto, se fué prohibiéndome que le siguiera, ó mandara seguirle, y yo me temo que le haya pasado una desgracia! Manuel vino á buscarle, y en este momento tal vez sea el único que le acompañe. Su amigo íntimo... ¡el primero que me ha acusado de mi falta, ignorando todo el martirio que me causaban sus palabras! ¡Ah! si yo no hubiera estado convencida de lo contrario, habría creído que era intencional aquella especie de placer con que parecía gozarse en mi tormento. Yo le disculpo y le perdono.

## MARÍA

¡Pobre amiga mía!

#### **EUGENIA**

¡Pobre amiga tuya!...¡Sí, soy muy desgraciada!... tienes razón para compadecerme... es tanto lo que sufro, que yo no sé lo que sería de mí si esto durara mucho tiempo. ¡Hace un momento quería llorar, y mis ojos no han tenido ni una lágrima!... la muerte... me parece como el último refugio que me concede el cielo.

## MARÍA

Eugenia: no me hables de ese modo, si no quieres que llore yo también contigo. Es verdad que tus quejas son muy justas, y que no tienes más seno que el mío para despositarlas; pero no debes desesperarte, ni pensar en esas cosas. Tú no me harás el agravio de creerme indiferente á tus pesares, soy tu hermana, y tengo derecho á compartirlos y á sufrir con ellos.

¡Perdóname! pero tú lo has dicho, no tengo más amiga que tú para decirle mis quejas y llorar con ella, tú, mi buena María, que me hablas de tu corazón y de tu cariño, en medio de los insultos con que los demás me agobian; tú, que vienes á mi lado en estos momentos de lucha y agonía á enjugar el llanto de maldición que corre de mis ojos. (Dan las tres.) Una, dos, tres, qué noche es ya.

MARÍA

Las tres.

**EUGENIA** 

Y David que no viene todavía.

maría

Ya no debe tardar, lo esperaremos.

## EUGENIA

No, María, tú te vas á descansar en mi habitación mientras él vuelve. Después, yo te prometo ir á hacerte compañía.

MARÍA

Le aguardaremos las dos, Eugenia, yo no quiero dejarte sola.

¡ Vamos! dentro de un minuto estaré á tu lado; entre tanto rezaré mis oraciones, y le pediré á mi madre que me dé lágrimas y valor para seguir sufriendo.

MARÍA

Y cuando acabes...

**EUGENIA** 

Inmediatamente iré contigo.

MARÍA

Con esa condición, acepto. Hasta luego, Eugenia. (Besándola.)

**EUGENIA** 

Adiós, María. Reza tú también por mí.

MARÍA

(¡Pobre Eugenia!) (Vase.)

## **ESCENA VI**

EUGENIA, sola

¡Aprovechemos los instantes; no hay tiempo que perder! Es necesario que todo haya concluído para cuando él llegue. Ya que en un arrebato de cariño tuve la debilidad de dejarme vencer por sus alhagos y sus ruegos, accediendo al enlace de dos almas separadas por el abismo de la deshonra, yo tengo la obligación de remediar, en cuanto sea posible, los efectos de aquel momento de locura. Sí, sí, Eugenia, i valor! No tiembles ni vaciles para cumplir con tu deber.

(Toma un álbum, entre cuyas fotografías se supone que está la de David.)

¡El que amas, el que adoras, éste, éste que te ha acariciado tantas veces, te deberá á lo menos el sacrificio de tu vida por su libertad y por su dicha! ¡Te lo ordena tu pasado!... ¡mi pasado!... ¡Sí, acabemos! (Toma un pliego de papel y escribe.)

Ahora sí.

(Cierra la carta, extrae el retrato y lo besa repetidas veces.); Adiós!; Adiós!; Amado de mis sueños! (Toca la campanilla y aparece un criado).

# ESCENA VII EUGENIA Y UN CRIADO

**CRIADO** 

¿Llamaba usted, señorita?

#### **EUGENIA**

Sí, acércate. David ha de volver dentro de poco, no le digas que he salido. Cuando te llame le entregas esta carta.

#### **CRIADO**

Está muy bien. Así lo haré.

#### EUGENIA

No agregues ni una sola palabra más. Si María, la joven que está en mi habitación, sale y te pregunta adonde he ido, le dirás que no me has visto, que no lo sabes, ¿entiendes? que no lo sabes. Toma. (Le da un bolsillo.)

**CRIADO** 

Gracias, señorita.

#### **EUGENIA**

No olvides nada de lo que acabo de decirte.

#### CRIADO

Pierda usted cuidado, no lo olvidaré.

(Vase el criado y vuelve al mutis de Eugenia. Ésta toma su abrigo, que estará sobre una silla, se arrebuja en él y sale apresuradamente sin volver la cara. Al llegar á la puerta del fondo, se detiene como vacilando, y resolviéndose al cabo dice:)

¡Adiós! ¡Adiós!

## ESCENA VIII

#### EL CRIADO solo

Pues, señor, yo no sé qué cosas suceden esta noche en casa: el portón abierto hasta las tres de la mañana; visitas y carruajes; el amo que entra por un lado y la señora que sale por otro... Aquí debe haber algo, y algo grave necesariamente. ¡Nada! Yo voy á seguirla y á acompañarla, aunque sea de lejos, siquiera para que no vaya á pasarle una desgracia. Pero ¿y la carta? Cuando ella me hizo tantas recomendaciones, debe ser de mucha importancia que la entregue. (Suena dentro un campanillazo.) Á propósito: parece que el amo llega. Tentaciones me están dando de decírselo todo, y de... pero no, más vale hacer lo que se me ha ordenado.

(Se coloca tras de la puerta para que no le vean David y Manuel que llegan. Después de un momento se va).

# ESCENA IX DAVID Y MANUEL

#### MANUEL

Gracias á Dios que hemos llegado. Entra y des-

cansa para que te acuestes en seguida á ver si el sueño y la reflexión consiguen de ti lo que yo me he empeñado vanamente en alcanzar.

#### DAVID

Es por demás que insistas; lo he pensado mucho, y mi resolución es invariable. Mañana, ó yo, ó ese hombre, quedaremos en el campo. Si él ha querido tener el gusto de insultarme en plena sociedad, insultando á mi esposa, yo se lo amargaré matándole, sí, matándole!

#### MANUEL

¿ Y quién te ha asegurado que don Ramiro fué el que...?

#### DAVID

Ninguno otro puede haber sido más que ese viejo ridículo y cobarde.

#### MANUEL

Suponiendo que él sea : ¿ según tu manera de ver te ha deshonrado!

DAVID

Sí.

#### MANUEL

Y hablando razonablemente, ¿ qué provecho crees tú que resulte de ese duelo!

#### DAVID

Ya te lo he dicho: vengarme.

#### MANUEL

Eso si tú quedas vencedor en la partida, ¿ pero sí, por el contrario, á él le favorece la casualidad?

#### DAVID

No seré la befa y el baldón de todos, y además habré hecho cuanto pudiera exigirme mi conciencia de hombre honrado.

#### MANUEL

No, no; en vez de lavar esa deshonra, lo único que alcanzarás será prestarle mayores proporciones y darle más publicidad; tu conciencia no puede ordenarte eso.

#### DAVID

¿Es decir que yo debo sufrir con los brazos cruzados este ultraje? Ó me aconsejarás que lleve este negocio á los tribunales... ¿no es asi, Manuel?

MANUEL (Impaciente.)

¡Vamos!



#### DAVID .

¡Para que mañana todos me señalen con el dedo, como un hombre sin dignidad y sin honor! Para que mañana mi satisfacción sea imposible, porque para la murmuración y la calumnia no hay espada.

#### MANUEL

Todo esto se habría evitado, si en vez de dejarte arrastrar por tus ideas, hubieras reflexionado un poco en las terribles consecuencias á que habían de conducirte.

#### DAVID

¡ Manuel!

## MANUEL

Una amistad de veintiún años, que tú no puedes poner en duda, me da derecho para decirte esto. Sí, David: si tú hubieras meditado entonces seriamente; si tú hubieras sofocado el amor de Eugenia en sus principios; si no hubieras unido tu nombre con el suyo, en este instante no estaría destruído el edificio de gloria en que has trabajado tanto tiempo, ni verías muerto en tu alma hasta el cariño de esa misma mujer por quien hiciste el sacrificio de tu porvenir, olvidándote de que un hombre como tú, un artista,

pertenece á la sociedad antes que todo... á ese terrible juez, que ya lo has visto, no perdona. Enhorabuena los principios filantrópicos, los principios de caridad y de perdón; pero eso se deja para Cristo. Un soñador, un obrero de la gloria, que tiene necesidad del mundo para realizar sus ensueños, debe apartar á un lado esas ideas, que en el siglo diez y nueve no son más que utopias. La naturaleza de la sociedad es esa: intransigible y exigente. Es una llaga que no admite en su derredor á los leprosos: es un mendigo que no consiente en su derredor á los harapos... no le hagas ver sus formas, y estará contenta. Permite que lo seas todo, menos miseria. Es preciso que te conformes por haber cumplido tus caprichos.

DAVID

¿Y Eugenia?

#### MANUEL.

La abandonas, asegurando su porvenir, para que mañana no tenga que pedir una limosna.

#### DAVID

No, yo no puedo ni debo cometer con ella semejante crimen, mi corazón se resiste á una infamia semejante.

#### MANUEL.

¡Entonces déjala á tu lado, eso es lo más sencillo!... Si tú quieres ver repetidos día por día, hora por hora y minuto por minuto, el infierno y el sonrojo de esta noche, déjala á tu lado y resuélvete á...

#### DAVID

María llega: silencio.

### ESCENA X

DICHOS, MARÍA, luego un CRIADO

MARÍA

¿Y Eugenia?

DAVID

¿Cómo? Pues qué, ¿no está en su habitación?

#### MARÍA

Ahí he estado yo esperándola... Me obligó á retirarme con la promesa de que pronto iría á descansar conmigo, pero...

#### DAVID

¿Entonces?...

#### MARÍA

Yo me sospecho que, en la inquietud de ver á usted, haya salido acompañada de algún criado para buscarle.

#### MANUEL

Pronto nos convenceremos de lo cierto. (Toca la campanilla.)

## MARÍA

(Yo no sé qué presentimiento horrible me acomete).

CRIADO

Señor...

DAVID

¿Has visto tú salir á Eugenia?

#### CRIADO

Sí, señor, salió como á las tres de la mañana. Me encargó que le diera á usted esta carta. (Se la da y vase.)

#### DAVID

¡Una carta! ¡Su letra!
(Rasga violentamente el sobre y lee con marcada agitación.)

« David: ¡perdóname si no te doy el beso de esta » despedida eterna! Creíste ser feliz con el amor de » una mujer manchada; ¡te engañaste! ¡Adiós! ¡para » siempre!... El mundo y tu felicidad exigen que te » deje libre. ¡Yo no debo arrastrarte en mi desgracia, » haciéndote víctima y solidario de mi Ayer! Dios » tendrá misericordia de mí, ya que los hombres me » la niegan. ¡David! ¡perdón! ¡olvida á tu infeliz » Eugenia, y adiós, adiós! » (Declamando.) ¡Pero esto es imposible! (Vuelve a leer.) «¡Adiós para siempre!... » ¡Olvida á tu infeliz Eugenia!... y »... (Declamando.) ¡No, no, Eugenia... espéranie, perdóname... ya voy, ya voy! Yo te adoro à pesar de tu pasado!

(Se encamina vacilante hacia la puerta como para correr, y al hacerlo se desploma.)

MARÍA (Acercandose.)

¡Pobre mujer!

MANUEL (Señalando á David)

¡Sí, y pobre mártir!

TELON RAPIDO.

FIN DEL DRAMA

odby Google\_

## INDICE

| PROLOGO.     | •    | ٠   | ٠    | •    | •   | ٠    | •   | ٠   | •   | •    | ٠   | •    | ٠        | ٠ | •  | AII |
|--------------|------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|------|----------|---|----|-----|
| En la instal | acio | ón  | de   | la   | Soc | ied  | lad | Fil | oiá | tric | a.  |      |          |   |    | 1   |
| La Brisa.    |      |     |      |      |     |      |     |     |     |      |     |      |          | • |    | 7   |
| la sé por q  | ué   | es  |      |      |     |      |     |     |     |      |     |      |          |   |    | 9   |
| Ya verás.    |      |     | •    |      |     |      |     |     |     |      |     |      | <b>.</b> |   |    | 13  |
| La Ausencia  | ау   | el  | 0    | lvid | lo  | •    |     |     |     |      |     |      |          |   |    | 16  |
| Mentiras de  | la   | ex  | iste | enc  | ia  |      |     |     |     |      |     |      |          |   |    | 18  |
| La Ramera    |      |     |      |      |     |      |     |     |     |      |     |      |          |   | •  | 22  |
| El Hombre    |      |     |      |      |     |      |     |     |     |      |     |      |          |   | •  | 27  |
| En la apotec |      |     |      |      |     |      |     |     |     |      |     |      |          |   |    | 39  |
| Ocampo.      |      | •   |      |      |     |      |     |     |     |      |     |      | ٠.       | • |    | 45  |
| Uno y quin   |      |     |      |      |     |      |     |     |     |      |     |      |          |   |    | 52  |
| La Soñador   |      |     |      |      |     |      |     |     |     |      |     |      |          |   |    | 54  |
| Oblación.    |      |     |      |      |     |      |     |     |     |      |     |      |          |   |    | 59  |
| Rasgo de bi  | uen  | h   | ım   | or   |     |      |     |     |     |      | ٠.  |      | ٠.       |   |    | 65  |
| En el terce  | r a  | niv | ers  | ario | o d | le l | a S | oci | eda | d l  | ilo | iátı | rica     | y | de |     |
| Beneficen    |      |     |      |      |     |      |     |     |     |      |     |      |          | • | •  | 69  |
| Lágrimas.    |      |     |      |      |     |      |     | .•  |     |      |     |      | •        |   |    | 72  |
| Á Laura.     |      |     |      |      |     |      |     |     |     |      |     |      |          | : |    | 82  |
| Salve        |      |     |      |      |     |      |     |     |     |      |     |      | ٠.       |   |    | 89  |
| Gracias .    |      |     |      |      |     |      |     |     |     |      |     |      |          |   |    | 91  |

## ÍNDICE

| Por eso        |      |              |      |      |      |     |     |     |     | • • |     |   |    | 94          |
|----------------|------|--------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|-------------|
| Misterio       |      |              |      |      |      |     |     |     |     |     |     |   |    | 96          |
| Esperanza .    |      |              |      |      |      |     |     |     |     |     |     |   |    | 99          |
| Resignación.   |      |              |      |      |      |     |     |     |     |     |     |   |    | 103         |
| Epitalamio .   |      |              |      |      |      |     |     |     |     |     |     | • |    | 107         |
| Dos víctimas.  |      |              |      |      |      |     |     |     |     |     |     |   |    | 110         |
| Entonces y hoy | ٠.   |              |      |      |      |     |     |     |     |     |     |   |    | 114         |
| El poeta márti | r    |              |      |      |      |     |     |     |     |     |     |   |    | 118         |
| Soneto         |      |              |      |      |      |     |     |     |     |     |     |   |    | 122         |
| Himno          |      |              |      |      |      |     |     |     |     |     |     |   | •  | 123         |
| Ante un cadás  |      |              |      |      |      |     |     |     |     |     |     |   | ٠. | 126         |
| La felicidad.  |      | •            | •    |      |      |     |     |     | •   | •   |     |   | ·• | 132         |
| Oda ante el ca |      |              |      |      |      |     |     |     |     |     |     |   |    | 134         |
| Al Ruiseñor n  | ıeji | can          | 0    |      |      |     |     |     |     |     |     |   |    | 138         |
| La vida del ca | ımp  | 0            |      |      |      |     |     |     |     |     |     |   |    | 142         |
| Oda á la mem   | ori  | a d          | el : | Dr.  | Le   | on  | ard | o C | liv | a   |     |   |    | 154         |
| Soneto         |      |              |      |      |      |     |     |     |     |     |     |   |    | 159         |
| Adiós          |      |              |      |      |      |     |     |     |     |     |     |   |    | 160         |
| Á una flor .   |      |              |      |      |      |     |     |     |     |     |     |   |    | 165         |
| Esta hoja      |      |              |      |      |      |     |     |     |     |     |     |   |    | 166         |
| Nada sobre na  | nț;i |              |      |      |      |     |     |     | :   |     |     |   |    | 167         |
| Cinco de May   | 0    |              |      |      |      |     |     |     |     |     |     |   |    | 175         |
| Soneto         |      |              |      |      |      |     |     |     | :   |     |     |   |    | 181         |
| Oda leída en e | i i  | .ic <b>e</b> | o F  | lida | algo | ٥.  | • . |     |     |     |     |   |    | 182         |
| Á la Luna .    |      |              |      |      |      |     |     |     |     |     |     |   |    | 188         |
| El reo de mue  | rte  |              |      |      |      |     |     | ٠.  | ٠.  |     |     |   |    | 196         |
| Á Josefina Pér | ez   |              |      |      |      |     |     |     |     |     |     |   |    | 199         |
| Á la eminente  | ac   | triz         | Sa   | lva  | dor  | a C | air | ÓIJ |     |     |     |   |    | <b>2</b> 0J |
| Adiós á Méjic  | 0    | •            |      |      |      |     |     |     |     |     | . • |   |    | 202         |
| Á Asunción.    |      |              |      |      |      |     |     |     |     |     |     |   |    | 206         |
| El Giro        |      |              |      |      |      | 4   |     |     |     |     |     |   |    | 208         |

## INDICE

| Cineraria .  |      | •    |     | •     |      |     |      |     |   |   |     |   | 217 |
|--------------|------|------|-----|-------|------|-----|------|-----|---|---|-----|---|-----|
| Á la Patria. |      | ٠.   |     |       |      |     |      |     |   |   |     |   | 220 |
| Hidalgo      |      |      |     |       |      |     |      |     |   |   |     | , | 222 |
| 15 de Setien | nbre |      |     |       |      |     |      |     |   |   | . • |   | 223 |
| Al moño de   | Me   | rced | ١.  | ı     |      |     |      |     |   |   |     |   | 229 |
| Nocturno     |      |      |     |       |      |     |      |     |   |   |     |   | 231 |
| Las ruinas . |      |      |     |       |      |     |      |     |   |   |     |   | 237 |
| Á un arroyo  |      |      |     |       |      |     |      |     |   |   |     |   |     |
| Letrilla     |      |      |     |       |      |     |      |     |   | , |     |   | 243 |
| Hojas secas  |      |      |     |       |      |     |      |     |   |   |     |   |     |
| La gloria, p | eque | ñc p | oem | ia ei | n do | s c | anto | os. | , |   |     |   | 261 |
| El Pasado,   | -    | -    |     |       |      |     |      |     |   |   |     |   |     |



Paris. - Imprenta de Garnier Hermanos.

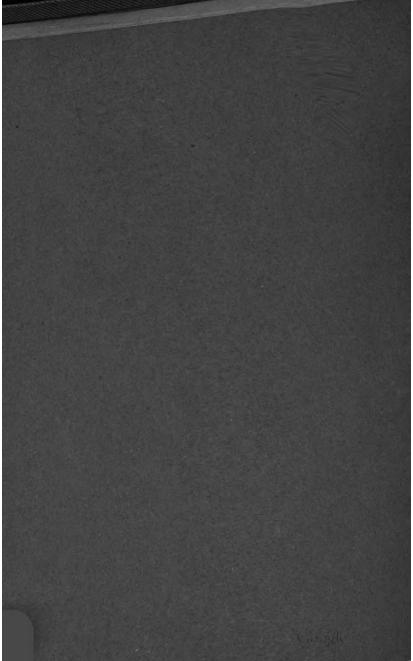



UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN - UNIV LIBS

3025513972

0 5917 3025513972

